



BT 646 .R3 1860 Ramos, Alonso. Historia de Copacabana y de su milagros imagen de la

X52895

Digitized by the Internet Archive in 2014

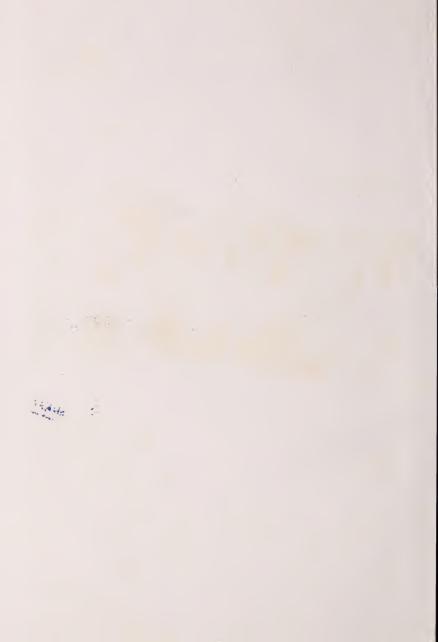

# HISTORIA

FOR "UP DE BLEE " 40" LICE DILL GOLLES O BELLE LE COLOTE

OE

#### COPACABANA

Y DE SU

### milagrosa imajen de la vîrjen,

Escrita por el R. P. Fr. Alonso Ramos, y compendiada por el P. Fr. Rafael Sans, Cura inter.no del Santuario y misionero apostólico del Colejio de la Paz.



Con dos láminas

LIBRARY OF PRINCETON

JUL 21 2000

HEOLOGICAL SEN HARY

**621860.** 

Con aprobacion del Illuro. Sr. Obispo,

D. D. MARIANO FERNANDEZ DE CORDOVA.

IMPRENTA DE VAPOR CALLE DE LA ADUANA N.º 36.





#### DEDICATORIA

A los Ilustrísimos Obispos de la América.

Hustrisimes SS.

El resumen de una obità piadosa, cupo objeto es manifestar la núsera abjeccion de la Muérica en su inmunda idolatria, y los actuales beneficios de la fé y los poetentos de esta veneranda Imajen de Copacabana ja quien podria dedicarse mejor que a los destinados por el Espiritu Santo para rejir en este nuevo mundo a la Iglesia de Dios? Los desgracia, totaria bai en este bemisserio axas que derribar y errores que combatir. Lor lo que, a los enciados como Osaras, para arrancar y destruir los malos jermenes del paganismo y de la herejia, y para edificar y plantar la civilizadora, benefica y divina semilla del Evanjelio, me atrevo a dedicar este pequeño trabajo, esperando que lo aceptarán beniquamente, siquiera como un recuerdo del pader de esta gran Reina, que es el cetro de la le católica; y como una prueba de la arbesion y respeto que les profesa este bunilde servidor ysubdito de sus Flusteisimas.

Fr. Rafuel Sans.

#### ADVERTENERA.

Despues de algunos años de averiguaciones y dilijencias se pudo adquirir del Sr. Dr. D. Pedro Romero, de Puno, el tan deseado tibro llamado Historia de Copacabana, escrita por el R. P. F. Alonso Rumos; pero con tal fatalidad que por viejo y estropeado carece de principio, de fia, y de algunos intermedios. Esto por la parte material; por lo formal debemos añadir que el autor poseia una regular erudicion sagrada y profama, que él se empeña en lucir, principalmente en la introduccion de los capítulos, haciendo así pesada su lectura. Su sobrada devocion le hace dar demasiada importancia a frivolidades y olvidarse de la crítica, defectos de aquel siglo. Y a pesar de la gran fé que la América de los Incas, principalmente el Perú y Bolivia, profesan a esta Virjen milagrosa, dudamos que hubiese lector tan pacienzudo que pudiese concluir algunos de sus capítulos sin dejar el libro, fastidiado de su morosidad.

Para evitar, pues, ese fastidio y hacer grata su lectura, hemos tratado de compendiarlo, para conservar siquiera un resumen de esos anales, cuyos ejemplares han desiparecido, y cuyo extracto no dudamos satisfará la curiosidad de los arqueòlogos y la piedad de los devotos. Mas, como el único ejemplar estropeado que hemos podido conseguir empieza en la pájina 17, como a medio capítulo 4.º nos vemos en la precision de suponer que el autor en los dos primeros capítulos trataria de la situación geográfica del lago de Titicaca y principalmente de Copacabana. Bajo de este supuesto empezamos.







Laguna de Titicaca con sus islas y pueblos de su ribero, y sus rios.

# 

### CAPÍTULOS 1 Y 2.

Isla y laguna de Titicaca, su situacion.

El lago o gran laguna de Titicaca, que tambien se llamó de Chucuito, cuyo mapa adjuntamos para mejor intelijencia, es el mas grande de la América del Sud; está como dividido en dos por la penínsulá de Copacabana, que aprocsimándose hácia el Este al continente de Omasuvos, forma el estrecho de Tiquina, que los comunica a ambos: asì como la península ibérica y los montes de Marruecos forman el estrecho de Gibraltar, por donde el mediterráneo comunica con el Atlàntico. La circunferencia de esta laguna tendrá unas eien leguas; su elevacion sobre el nivel del mar es de 12,850 pies ingleses, o cerca 5,000 varas castellanas; su parte mas al sud está entre Guaqui v el Desaguadero, en 16º 31' latitud, y su parte-mas al norte es por Vilque-chico a los 45º 44'. Y tirando una linea recta que desde Aigachi pasase por el estrecho de Tiquina hasta Ramis, se vé que tiene mas de grado v medio, o treinta leguas españolas de diametro en su mayor lonjitud, y como doce de ancho en su parte mas abierta, que es desde cerca de Pomata a Carabuco. Casi en la cruz de estas dos líneas está la isla famosa de Titicaca, objeto mui principal de la primera parte de este escrito, y de la cual la tradicion vulgar hace salir a Manco Capac a la conquista del imperio, fundando en ella un templo al sol, que se cree fue el primero; y del cual parece que se olvidaron despues sus descendientes con los estupendos templos del Cuzco, con las incesantes empresas de la conquista v del engrandecimiento del imperio. Despues se tratará de la esten sion y demas cualidades de la isla; pero notarémos de paso, que tanto ella como su lago estân en la parte mas alta de la elevada meseta de los Andes, como en medio de dos cordilleras perpetuamente nevadas, de cuyos deshielo s

y vertientes fluyen los rios que la conservan. Ella estaba come en el centro de los vastos dominios que los Incas supieron conquistarse, y no comprendemos cómo la novedad o la exijente política pudieron hacerles olvidar esta cuna de su dinastia y de su relijion, como Alejandro se iba olvidando de Macedonia y de Córcega los parientes de Napoleon.

CAPITULOS 3 Y 4.

Ida de Topac-Yupanque a Titicaca.

Quizás por este olvido y la consiguiente decadencia del culte solar se resolvió un viejo sacerdote de este primitivo adoratorio a marchar hasta el Cuzco (aquí empieza la obra que compendiamos), para convencer al duodécimo Inca, llamado Topac-Yupanque, que se dignase visitar esta isla y templo tan célebres entre los indios Collas: y tanto le encareció su orijen y antigüedad, la belleza del lugar, las maravillas que allí se gozaban y los oráculos del numen, que lo ovó con gusto y se resolvió ir a visitarlo. Sus capitanes se oponian a ese largo viaje, que podia exponer al monarca a los riesgos de la navegacion, por ellos desconocida, y por no descuidar con tal romeria los importantes cuidados del gobierno. Inca, cuva voluntad era ley, supo convencerlos, y se emprendió la marcha con gran acompañamiento de jente ilustre v con los mayores actos de devocion. Llegado al embarcadero de Yambopata, despues de esquisitas ceremonias y sacrificios, entrò el Inca en una balsa grande; y considerando el golfo que atravesaba y la belleza de la Isla que va tenia a la vista, se admiró y creyó cuanto le diiera el anciano.

Luego que vió la peña Titicaca se descalzó, la adoró, y reconociéndola con atencion, vió que jamâs habia sentado pájaro en ella
y la tuvo por sagrada. Quizo regularizar el culto, y por indicacion
del anciano escojió algunos viejos y viejas instruidos en los ritos
de aquella deidad, los instituyó maestros de ceremonias, en las que
lo catequizaron a él mismo para dar así mas importancia al culto

nacional. Tambien ayunó a su modo, como veremos mas adelante. Luego se declaró soberano absoluto de la isla, y mandó salir de ella a sus habitantes naturales, y sin darles audiencia los trasladó al pueblo de Yunguyo, pues no eran los mas morales ni los mas aparentes a sus intentos. Con esa visita y disposiciones de Topue-Yupanque fue tal la importancia que recobró este santuario del sol que venian a él desde Quito, de Pasto, de Chile y de los ángulos mas remotos de la monarquía peruana; asi como concurrian al templo de Delfos los pueblos mas cultos de la Grecia. Su hijó y sucesor Guainacapac imitó su ejemplo, y le dió mas realce trayendo del Cuzco una de sus dos hijas, que puso en la casa de las vírjenes del sol, como Superiora de las demas. Volveremos a hablar de ella en el capítulo 26.

#### CAPITULO 5.

Cosas particulares de Titicaca.

Quiso el autor visitar esta isla para informarse mejor y poder escribir de ella con mas veracidad; aunque no tan a su satisfaccion por la falta de cultura de sus naturales: que si en vez de ser habitada por jente bárbara, lo hubiera sido per una nacion culta, hubiérase celebrado a Titicaca, como a Delos, o Chipre, o Rodas, sino por su belleza, su fertilidad, sus aguas y demas excelencias, siquiera por la estimacion con que el misterioso Manco y sus descendientes la veneraron, y por la mucha sangre inocente de los niños sacrificados al sol, lo que causa espanto, si es que merezcan crédito los antigüos; pues no se pretende acreditar en este libro lo que no fuese cierto o probable, ni entretener gustos ajenos con menoscabo de la verdad. Dejarémos pues las cosas increibles para amigos de fábulas, sin querer hacerlas pasar por ciertas ni milagrosas. Téngase presente esta advertencia en las mas de las cosas relativas al antigüo jentilismo.

Habiendo, pues, visitado la isla, y rodeádola toda con una balsa, puedo asegurar que toda ella tendria cerca de cuatro leguas de largo, y como dos de ancho, con unas ocho de circunferencia, con varias enseñadas y golfítos; tiene agua buena aunque no mucha, y la del lago les sirve para la comida y el ganado: aunque el manantial o pila de tres caños, que todavia se llama la fuente del Inca, es abundante y tersa. Su temperatura es mejor que la de Copacabaña y de todas estas alturas; su arboleda es regular, y creen los indios que toda fue puesta a mano por órden del Inca; lo que no es creible, pues los matorrales y otros árboles son producciones espontáneas de estos terrenos y latitudes. Si bien los Incas fueron mui amantes de la agricultura, y en Airaguanca, pueblo de Omasuyos, me mostró un indio viejo una planta llamada topasaire, cuyas hojas usan los indios como tabaco, asegurándome que el Inca la habia mandado traer de mui lejos.

Lo que se tiene 'por cierto es, que él mismo hizo plantar unas estacas de molles y alisos y aun quiso poner coca, planta tan estimada del indíjena. Al efecto, hizo construir a gran fuerza de brazos andenes sólidos, ahondando la tierra en lugar abrigado, v plantó los arbustos con mil precauciones. Ya creia haber logrado su intento, pues la coca prendió; cuando se derrumbó el cerro y soterró desgraciadamente a las plantas y plantadores. Entonces desistió con sentimiento de su empresa; ofreció la sangre de los soterrados, y aun sacrificó algunos niños, con cuyo holocausto le pareciò templar la desgracia de aquel suceso, que no se sabe a cual de los Incas aconteció. Hai en la isla un palacio, un templo del sol, un convento de doncellas v otras ruinas, con la pila mui bien conservada; cuyas obras se atribuyen a Topac-Yupanque, padre de Guainacapac, innovador sangriento del culto apacible que en señára a estas tribus el sabio fundador de su dinastía, como lo deplorarémos en los capítulos siguientes. Prescindimos de las grandes patrañas de los oráculos y maravillas, con que se dice, que el enemigo embaucaba a estos pobres salvajes. Todos los superticiosos han sido víctimas de supercherias.

#### CAPITULO 6.

Etimologia y otras particularidades de la Isla.

El nombre de esta isla del sol puede tener dos etimolojias; puede derivarse de titi, que en aimará significa gato montes, y kaca, peña: y en ese caso significaria peña del gato, porque dicen los indios que en tiempos pasados se vió en la peña un gato con gran resplandor, paseandose en ella ordinariamente: su lucidez natural hacia creer a los idiotas indíjenas que era el representante del sol, haciendo de aquella peña su mas famoso adoratorio. Pudiera ser que el tal gato fuese el animal Itamado Carbunco, que los de Guamico dicen haber visto algunos de ellos por el resplandor que despiden de noche con la piedra carbanco o rubí, que les dio naturaleza; la que cubren con una especie de velo belloso cuando los persiguen. Y aun se dice que el luca tuvo algunas de esas piedras, en particular una mui grande que llamaba Intiptoca, que equivale a cosa escupida del sol. La otra etimolojia, que es la mas vulgar y natural es la que hace derivar titi de estaño, plomo o cobre, y kaca, peña; que juntas significan peña de estaño, cobre o plomo; sin embargo de no verse en dicha peña la mas leve brizna de tales metales. Prueba de que las etimologias no son siempre la mas segura credencial de los nombres de las cosas, a quienes por lo comun bautiza una circunstancia frivola, un chiste o un disparate, cuva ocurrencia no pueden adivinar despues los venideros.

Sea como fuese, esa peña fue para los perumos tanto o mas venerada que la del Sinaí y del Oreb para los Israelitas, y que las de las Esfiajes para los ejipcios. Ella nada tiene de notable, es de una apariencia tosca, está sobre una pequeña colina que tiene delante una pampichuela o planicie, que sirvió para sembrios, pues es de tierra fácil, y aun dicen ser traida a mano por órden del Inca, que no podia ver ociosos a sus vasallos, y les mandaba llevar piedras y tierra de unos lugares, a otros para cercar y fertilizar campos de su gusto, principalmente éste y los adyacentes en sus fal-

dios, que destinaba para chácara del sol. Así es, que en una ensenada a la playa de la laguna plantó molles, alisos y otros árboles de adorno; y aun existen las cercas de un jardin formal.

En la llanada de esta isla se han hallado muchos idolillos de oro, v curiosos vasos de barro: vénse aun las catas o rastros de escavaciones que se han hecho para buscar los tesoros que en sus sepulcros enterraban los antigüos. Ahora todo está cubierto de pajonal y maleza. Al lado de una planicie, como a treinta pasos de la peña, estan las calas del sol, del trueno y del relámpago, a quienes los indios respetaban mucho. Mas adelante, en la barranca que está al frente del camino entre Juli y Pomata, estuvo la despensa del sol, que si el tiempo no la hubicse desbaratado, se recrearia la vista en los edificios y traza de esa especie de laberinto por los innumerables retretes que tenia, llamado vulgarmente chingana, que quiere decir lugar donde se pierden. En medio tenia un verjel con su alameda de alisos, cuva continua frescura conservaba un perenne manantial que alli brotaba. A la sombra de estos árboles labró el Inca unos curiosos baños de piedra para el sol y su culto. Otros edificios hai hácia la parte de Omasuyos, o del Norte. A todo eso se entra por la puerta dicha Kentipuncu, como a doscientos pasos antes de la peña, donde el Inca se descalzó la primera vez que vino; que por eso edific aron la tal puerta, a cuvo lado se ven ruinas de unos caserones, que fueron antes habitación de los ministros del Santuario y de las vírienes dedicadas al sol. Mas adelante, al lado del camino, hai unas peñas con unos descascaros parecidos a pisadas de jigante, que los indios dicen ser las plantas del Inca, o de un santo que antes estuvo por acá, de cuva tradicion hablaremos luego.

Es estraño que el P. Rumos no haga mencion de la fortaleza que habia en el puerto de Titicaca, de la casa-palacio con su jardín que está a la derecha del puerto, a poca distancia; y principalmente de la hermosa fuente, que se conserva intacta y corriendo en abundancia. Puede verse la descripcion que de todo eso hicimos en la excursion a las islas.

#### GAPITULO 7.

Poblacion de Copacabana y modo de visitar la peña.

El haber sacado el Inca a los naturales de la isla, trasladándotos a Yunguvo, fue porque quiso poner de custodios del famoso adoraterio del sol a jentes de su confirmza; porque esas emigraciones de Mitimaes o advenedizos fermaban el gran recurso de su politica civil y relijiosa. Antes de la venida de Tupac Inca seria Copacabana una ranchēria, v para poblarla o fundaria a su gusto trasplantó a los Anuscos, Harineuscos, Ingas, Chinchaisuvos, Quitos, Pastos, Chachapoyas, Cañares, Cayambis, Latas, Cajamarcas, Guamachucos, Guailas, Yanyos, Ancará s, Quichuas, Mayos, Guancas, Andesuvos, Condesuvos, Chancas, Aymaras, Yanaguaras, Chumbivileas, Pabrechilques, Collaguas, Hubinas, Canches, Canas, Quiuarguaros, Lupacas, Capangos, Pucopucos, Pacajes, Yungas, Carangas, Quillacas, Chichas, Soras, Copavapos, Collivungas, Guanucos y Huruquillas. De estas cuarenta y dos naciones o tribus paso tantas indios casados, con órden que, si por el discurso del tiempo, faltase alguna, la trajesen de su tierra. Pero, a pesar de esa orden imperial, las mas estan tan perdidas que, ni los apellidos se hallan; aunque existen todavia las estancias de los Chachapoyas, Cañares, Cana y alguna otra. Y viendo el monarca que este lugar era tan a propósito para la agricultura y vijilancia del vecino adoratorio, trajo del Cuzco algunos de su-parentela, llama dos lugas o Incas, cuyos apellilos ann se conservan, para que estos tuviesen sujetas las demas naciones. Puso por Gobernador a Apu Inga Saesn, nieto de Viragocia Inga, visabuelo de Guainacapac y abuelo de Topac luga, per su conocido valor. Este Apu Inga Suesn fue padre de Apuchaleo Yupanque, abuelo de D. Alfonso Inca y de D. Pablo, Inga, primos ambos del devoto escultor de esta santa Imajen, de Capacabana, Francisco Tito Yupanque: y dicho Apuchalco Yupanque fue muer to secretamente, por orden de Mango Inca hijo de Gnaynacapac, porque habia favorecido la expedicion de Diego Almagro al pasar a Chile: pero antes de morir, de acuerdo con Paullo Topa Inca, otro hijo de Guaynacapac, prestaron obediencia a Carlos Quinto. Esta es la causa porque los Ingas de Copacahana fueron despues favorecidos por los Vireyes, en particular por D. Francisco Toledo y D. Luis de Velasco, cuyas provisiones los reservaron de servicios personales y de las mitas de Potosí, como a nobles y de la casa real del Inca.

Arreglada ya Copacabana, el mismo monarca formó otro pueblo moderado en la isla, como a media legua de la peña sagrada; y allí labró su real palacio, cuyas ruinas son probablemente las que se ven frente del templo del sol en una colina al lado de oriente,

Solo entraban a Titicaca los que iban a romeria, o a cultivar las cementeras; y no se les permitia acercarse a la peña con las manos vacias ni menos sin rejistro de los Penitenciarios o Confesores que residian en Yunguyo, como para oir en penitencia a los concurrentes a aquel santuario. En el Cuzco residia el gran Sacerdote, a quien llamaban Bilaoma, eso es derramador de sangre, por la que vertia en los sacrificios de los animales: y este Pontifice y el Inca señalaban los sacerdotes para todas las provincias y adoratorios del imperio. ¡Cuánta sagacidad! Pues con estos sacerdotes se confesaban los peregrinos, postrándose con gran sumision decian sus pécados, principalmente el descui lo que habian tenido en el servicio del Inca, sus neglijencias en culto de los idolos y del sol, su gran divinidad; y todo lo que juzgaban por malo lo manifestaban pidiendo perdon. Acabada esta ceremonia e impuesta penitencia, se les daba paso para visitar los templos del sol, de la luna y demas; pero coa otras ceremonias previas al acercarse, pues tenian que pasar por tres arcos o puertas, distantes como veinte pasos una de otra. La primera se llamaba Pumapuncu, o del leon, porque en ella habia un leon de piedra, que decian guardaba la entrada; allí residia un sacerdote con el cual se hacia una nucva confesion v expiacion de las faltas. La segunda se llamaba Kentipuncu, por estar toda matizada de las finisimas plumas de tominejos Kenti, pájaros mui pequeños del Perú; aqui repetian otra confesion con otro sacerdote custodio de esa puerta, quien aconsejaba a los peregrinos que fuesen con gran devocion si querian ser favorecidos del sol. La tercera se llamaba Pillcopuncu, puerta de la esperanza; estaba adornada con plumas verdes del mui estimable Pillco, (pajaro de muchos visos sacado de los chunchos); el sacerdote vijilante en ella exhortaba con eficacia al peregrino, que volviese a examinar rigurosamente su conciencia, pues no debia pasar teniéndola agravada; v volvian a reconciliarse. Y hecho esto se los dejaba pasar a ver la peña, no a tocarla; pues se los detenia como a doscientos pasos de ella, y desde allí hacian su deprecacion. ¡Qué vergüenza para nosotros! Si ahora, no para ir a ver la peña de un ídolo, sino para recibir el cuerpo y alma del verdadero hijo de Dios vivo, se nos exigiera tan prolija expiacion, quizá dejariamos a Dios desairado; o bien los sabiondos filósofos nos befarian como a los mas ilusos fanáticos! Indignacion causa ver la irreverencia con que muchos cristianos vísitan los templos santos, como si entrasen en casas profanas, y llenos de impurezas se presentan ante la Divina Majestad. Pues contra tales profanadores se levantarán el Inca y aquellos pobres indios, el dia del juicio; así como la Reyna de Saba y los Ninivitas se levantarán contra los judios, para condenarlos, segun el anatema del Salvador. (Mathæi 12).

En conclusion, Topa Inca Yupanque tomó tanto empeño en regularizar el culto y romeria de Titicaca, para el progreso de la isla, que la declaró de su dominio esclusivo, encargando su custodia a los de Copacabana; así es que despues los de Yunguyo alegaron dicho hereditario para recobrarla, pero por sentencia definitiva de juez competente se les negó: lo que sienten en estremo por verse ahora desposeidos de ese Copacabana que honra la preciosa Imajen de Maria Santísima, que tantos beneficios derrama a cuantos con humildad y puro corazon vienen a visitarla y a implorar su gran poder.

#### CAPITULO 8.

Orijen de la veneracion por Titicaca, ayunos del Inca, y una aparicion.

El fundamento de la estimación de esta isla fué el haberse creido por los antigüos que, habiendo estado en tinieblas algunos dias, vieron despues salir al sol de aquella peña. Pudiera ser que aquellas tinieblas fuesen las del dia de la muerte de núestro Redentor, como las observó san Dionicio en Atenas; y tal eclipse pudo haber dado marjen a algun embaucador de estos para afirmar despues, que el sol salió de esa peña: aunque estos agoreros no necesitaban tanto fundamento para inventar sus patrañas y hacerlas creer a sus idiotas comarcanos.

No sabemos si el astuto Inca participaria de esta credulidad, pero él fue quien acreditó y realzó con su ejemplo la romeria de Titicaca, porque ayunó allí un año entero, absteniéndose de sal, ají v carne, no guardando en lo demas forma de avuno. Y se tiene por cierto entre estos indíjenas, que en aquella visíta se le apareció el demonio en figura de un indio lucido, que le dijo queria hablarle a solas: el Inca se separó de su comitiva, v se fueron los dos solos hasta el embarcadero, tratando cosas de gobierno. Añaden que el consejero infernal anduvo sobre las aguas, y que queriendo seguirlo el Inca, le mandó que siguiese en su balsa, porque el andar sobre las aguas no era para todos. Por esta votras maravilias celebró tanto Topac el adoratorio de Titicaca, adornándola con edificios y procurando que las casas de las vírjenes del sol tuviesen todo lo necesario, señalándoles rentas pingües, a mas de las ricas ofrendas que él y sus magnates les mandaban para su sustento y regalo.

capitulo 9.

Doncellas o Virjenes dedicadas al sol.

Sabido és que, a semejanza de las Vestales de Roma, tuvo el Perú vírjenes dedicadas al sol, habiendo muchas casas de ellas en el imperio, y por lo menos una en cada provincia; en que habia dos clases de doncellas, unas llamadas así, y otras Mamaconas, que eran las maestras de novicias: estas eran admitidas a los ocho años y se criaban en recojimiento hasta los quince o diez y seis. En esa edad las sacaban para desposarlas con el luca o con sus capitanes favoritos, aunque esto se hacia rara vez en las fiestas mui principales y con órden espresa del soberano. Cuando despues se ensangrentó el culto, algunas tambien las sacrificaban al sol.

En esta isla Titicaca, por ser el adoratorio mas famoso y concurrido, hubo tres clases de vírjenes; unas mui hermosas que llamaban Guairuro, otras no tanto que llamaban Yuracaclla, y otras menos nombradas Pacoaclla. Cada una de estas clases tenia una superiora anciana, pero vírjen tambien, que a mas de instruirlas en el culto, les repartia el hilado y las ropas que debian hacer, porque la labor conserva la virtud, mientras que la ociosidad la mata. A las chicas se les enseñaba a hilar y otras labores faciles, y creciendo se las ponia a tejer y en otros oficios que les sirviesen toda su vida. Los hilados v tejidos de estas vírjenes eran los mas curiosos y de mayor estima de todo el reino, y servian para el adorno de los templos y para el lujo del Inca y de sus mas señalados Caciques. Otras hacian la chicha para los socrificios; pero no se les permitia beberla, para que la embriaguez no manchase su pudor. Prohibicion severa, pero necesaria a la honestidad virginal; cuya verdad conocian los Incas sin ser poetas.

Nec veneris, nec vini tu capiaris amore.

Cada una de estas Vestales debia dormir sola en su celda. A la mañana, al medio dia y a la noche se las visitaba. Cuando despues en las fiestas principales sacaban algunas para ofrecerlas en sacrificio al sol, esas mas infelices Ifijenias eran degolladas, rociando el adoratorio con su sangre, y unjiéndose los rostros los ministros, creyendo con eso hacer un gran servicio a la deidad. A estas doncellas se las obligaba a virjinidad perpetua, se las llama-

ba esposas del sol, del trueno o del rayo, dioses los mas venerados de la isla. Ellas cuidaban del aseo y limpieza de los adoratorios, donde solo se les permitia salir. Y como ese destino se consideraba por una dignidad honorífica, se escojian para él las hijas mas hermosas de las familias principales, que siempre eran en gran número; para cuya manutencion habia rentas y fundos propios, y los indios de Omanyos, Orcosuyo y Chucuito estaban obligados a hacerles sus sementeras de papas, de ocas, de quinua y demas legumbres; así como los de Larecaja y Yungas inmediatos debian acudirles con la tasa del maiz, y otros mas distantes debian traerles lo que les mandaban los Gobernadores.

En la isla de Coati hai grandes edificios, obra de Guainacapac, que quiso aventajar a su padre, edificando una morada suntuosa a las vírjenes esposas del sol, para que cuidasen de su templo v del de la luna, que se adoraba allí en un hermoso edificio que todavia existe; pero la casa de las doncellas va está en completa ruina, llamada vulgarmente la chicheria. A esa especie de monasterio llamaban Acllaquasi, que suena como casa de escojidas: cada casa de estas tenia su Vicario o Gobernador, llamado Apupanaca, quien debia escojer las niñas que fuesen capaces y dignas de aquel destino, reconociendo primero si tenia algun defecto o fealdad en su cuerpo, pues las dedicadas a su dios no debian tener mancha alguna. A cualquiera que sin licencia del Inea o su Vicario entraba en alguno de esos recojimientos, le costaba la vida; que a unos los ahorcaban, a otros empozaban cubriéndolos de piedras, y para espanto comun quemaban algunos de los cojidos en semejante crimen, o los asaeteaban: v si se averiguaba que alguna de esas vírienes hubiese manchado su prometida pureza, la enterraban viva; castigo semejante al de los Romanos con sus Vestales infieles.

#### CAPÍTULO 10.

Mamaconas y modo de llevarlas al sacrificio.

Aunque a todas esas vírjenes las llamaban esposas del sol, a

ta Mamacona principal le daban ese título con preferencia y veneracion; pues en sus mayores fiestas la sacaban vestida de ricas repas, y la ponian en medio de la multitud, para que todos le ofreciesen dones y presentes, como a esposa predilecta de su dios. Despues la volvian a su recojimiento y clausara, para conservar asi mejor el respeto con que las veneraban; pues hasta los jeutiles reconocen que la pureza virjinal debe guardarse con mucha precaucion, como verjel cerrado. (Hortus conclusus.)

Cuando estas niñas dedicadas al sol llegaban a edad florida debian guardar perpetua virjinidad, mientras el Inca no las escojiese, pues era el intérprete soberano y el representante vivo del sol. En comprobación referiré un caso suredida el año 1611 en el pueblo de Viacha, cerca de la Paz, siendo doctrinero allí D. Luis Lopez de Frias Cuello, quien certificò, que en dicha Viacha habia muerto una india vieja de mas de 120 años, que yendo a confesarla le dijo no estaba bautiz ida, pero que era vírjen, por haber sido de las dedicadas al sol, y por esa causa ningun indio se habia atrevido jamas a insinuarsele. La bautizó dando gracias a Dios por tal conservacion.

En este mismo asiento de Copacabana, en el cerro llamado Llaclligua, donde hub) antes una hermiti de Santa Barbara, habia un cercado llamado. Taguacouyo, do ide recojian a las ví jenes sacadas de la isla, destina las al sacrificio, en cuyo tiempo las pomian en balsas muy bien compuestas, llevandolas asi curiosamente vestidas al templo del sol, o de la lung. Estas víctimas debian, ser jóvenes y hermosas, y tres meses antes se las hacia ayunar, dandoles moderadamente de comer sin sal, ají ni carne; a esa abstinencia acudian los del pueblo, privándose de todo, regalo, como en vijilia de la gran fiesta del Copac-Riime, que coincidia desepues con nuestro Corpus Christi. Ann despues de la conquista han continuado algunos caciques ese bárbaro sacrifício de víctimas inocentes; pues por el año 1598, en el correjimiento de Caracollo, entre Sicasica y Oruro, buscando unas minas Pedro Franco, llegó tarde

a unas sepulturas, y por estar cansado resolvió pasar la noche en la mayor y mas cómoda. Oyó luego un quejido lastimoso y continuado que lo estremeció; iba aumentándose, y convencido que cra quejido humano, tomó su barreta, la abrió y halló una niña de diez años, que segun declaró, habia estado tapiada como tres dias, ofrecida a los dioses por los Curacas de Sicasica. Esto fué un hecho público, pues la niña vivió mucho tiempo.

El orijen de las Vestales peruanas se atribuye al mismo Manco-Capac, o a Pachacuti Inca; y su ereccion en Titicaca a Topa Inga, Padre de Guainacapac. Los mismos que empezaron los sacrificios

humanos.

#### CAPÍTULO 44.

Sacrificios primeros y sencillos del Perú.

Los sacrificios que en la antigua jentilidad se ofrecian en el Perú y principalmente en Titicaca, eran oro, plata, conchas, plumas, cuyes, cebo, lana, maiz, chicha y ropa de Combi la mas fina que se tejia en toda la tierra: y dicen los indios que el Inca tenia cubierta la peña sagrada con una cortina de este rico tejido, el mas sutil y delicado que jamas se viera en Indias. Todo el cóncavo de la peña estaba cubierto de planchas de oro y plata, y en unos vacíos se echaba la ofrenda que era a propósito y conforme las fiestas, que las tenian mas o menos solemnes, adornaban el santuario con cortinas de diversos colores del mismo Combi. Tambien se asegura que toda la peña estaba cubierta de una plancha de plata bruñida, cuyos deslumbrantes reflejos al herirla el sol, no permitian que la mirasen ni los hombres ni los pájaros. Aun del continente se veria relucir!

Frente de esa peña se puso despues una Cruz. Allí cerca se veia una piedra redonda en trasa de vasija, en que echaban la chicha que debia beber el sol. No se sabe con qué instrumento se labró, pues està en estremo bien acabada. Puede ser la que está, ahora en el patio de la casa de Challa.

Tambien dicen tenia allí el Inca un brasero mui grande de oro, y por pies cuatro leones de plata; pieza de mucho valor, que no se sabe qué se hizo: si bien algunos viejos han asegurado que cuando los naturales se apercibieron de la codicia de los españoles, escondieron o echaron a la laguna lo mejor de sus tesoros. Y bien pudiera ser así, pues las piezas que sacan de cuando en cuando, deben ser de aquellos ocultamientos.

#### CAPITULO 12.

Diferentes dioses de estas jentes.

A mas del sol, que era su gran dios, habia entre los indios otros dioses conocidos, como la luna, las estrellas, los truenos, los rayos y las aguas, pareciéndoles que tenian poder supremo sobre la naturaleza: sucediendo a estos ignorantes lo que dice Santo Tomás de los rústicos que van a la corte, que cada magnate de esos les parece el rei. Asi estos pobres salvajes viendo el resplandor de los astros, el estampido aterrador del trueno, la deslumbrante fulgorosidad del rayo, los tuvieron por dioses, venerándolos y adorándolos con sacrificios; en cuyo error son dignos de compasion y disculpa, pues otras naciones mas cultas adoraron cosas mas insensatas y mas infames. ¡Prueba lamentable de la impotencia de la razon humana sin la revelacion! Lo doloroso es que, aun despues de haberles enunciado y esplicado el Evanjelio, conservan siempre apego a sus idolatrías y supersticiones; pareciéndoles en su ignorancia que pueden hermanarse los cultos, como aquellos necios maliciosos del tiempo de Elias, que adoraban casi juntos a Jehová y a Baal.

Varias veces se les ha sorprendido en esas prácticas jentílicas, principalmente en la peste de viruelas del año 1389: y en años pasados, siendo Obispo del Cuzco el Illmo. D. Fernando Mendoza y Cura de Guacra el que esto escribió, se descubrieron muchos ídolos e idolatrías, cuyos fautores eran los Curacas o Caciques. En el

pueblo de Totora, al construirse la Iglesia, colocaron los indios albaniles una porcion de idolillos tras la pared del altar mayor, que por
disposicion divina se desplomó y se descubrió la maldad; y aun el
demonio les redargüyó esas infidelidades paganas, echándoles en
cara los muchos perros y otros animales que habian ofrecido a los
dioses por los montes y barrancos el 26 de agosto de 1616, cuando se eclipsó la luna, y en otras ocasiones públicas y privadas que
es inútil referir, y en las que deben vijilar mucho los curas y los
majistrados, como vijilaban Moises y Josué sobre los Israelitas contajiados con la idolatría de Ejipto.

#### GAPÍTULO 13.

Procesiones y figuras de esos dioses acá.

Al celebrarse las fiestas solares, particularmente las del Capauaime y del Intipraime (cuyos meses esplicarémos al tratar del calendario) los de la parcialidad de los Incas ponian todos los ídolos en sus andas, llamadas rampa, adornándolas con muchas flores, plumajes y planchas de oro y plata, y con grandes bailes las llevaban procesionalmente a la isla: allí las ponian en una gran plaza llamada Aucaypata, donde se hacia la fiesta. Habia el gran templo de seis puertas, donde no se permitia entrar ni asistir a las fiestas a ningun indio colla: prohibicion semejante a la de los Judios con los Amonitas, Moabitas y otros idólatras que no debian entrar en el santuario de los Israelitas. Porque la tal jente colla era mui inmoral y lasciva.

Despues de haber colocado los idolos se descalzaban, se quitaban sus mantos, y postrándose ante ellos los adoraban, empezaudo el principal y siguiendo los demas, quitándose todos sus *llautos* o diademas. Primero adoraban la estátua del sol, despues la de la luna, luego la del trueno y demas idolos; pues cada cual tenia su efijie diferente. Al sol lo representaban en forma de un Inca de oro, de tanta pedreria y lucimiento que asombraba: a la luna como a una reina de plata; al trueno como un indio mui lucido de plata tambien. Acabadas las postraciones y adoraciones, levantaban las manos, dando señal con la boca cual si los besasen, como hacen algunos niñitos cuando mandan un beso a una persona querida. Despues seguian los bailes, banquetes y holguras, que a este blanco tiraban todos sus afanes: y aun ahora poco han mejorado.

Entre otras cosas notables que se hallaron en Capacabana fué un solar dedicado a la tierra: Tellus, diosa que tambien tuvo sus aras entre los cultos idólatras del viejo mundo. Como los Incas de acá eran parientes de los del Cuzco, al venirse de la metrópoli se trajeron ese mito, llamándola Pachamama, que viene a decir Madre tierra, a quien ofrecian sacrificios antes de labrarla, pidiéndole que como buena madre les diese lo necesario para sustento de hijos.

#### CAPITULO 14.

Supersticiones de los indios en sus idolos y en sus viajes.

Fué cosa mui comun en el Perú adorar cerros, peñascos, árboles, manantiales, lagos, y cualquier cosa notable, ofreciéndoles sacrificios. En este pueblo de Copacabana, que fue cabeza de idolatrías, hubo muchas apachetas, que son los altos o encrucijadas de los collados, donde acostumbraban los indios echar piedras, formando montones de ellas, como pirámides: uso que hasta hoi conservan; y antes de llegar a esos montones van con cierto temor y devocion, pidiéndoles favor y próspero viaje, ofreciéndoles a veces sus ojotas o calzado, coca, plumas y otras cosas ridículas; y cuando otra cosa no pueden, echan una piedra como en ofrenda, para pedir nuevas fuerzas al demonio. Tal era, y tal es aun la ceguedad de estos indios, que creian vigorizarse con semejantes abusiones; asi es que por todos los caminos del Perú y particularmente en la Sierra se hallan grandes rimeros de piedras, como altares erijidos al demonio, contra cuyo abuso proveyó el Concilio Limense segundo en su parte 2.ª capítulo 29. Tambien solian echar alli cerca muchas inmundicias; por lo que los indios instruidos por los Sacerdotes, conocen ahora su error y el de sus antepasados, que como los idólatras del viejo mundo le crijian aras a Mercurio, echando piedras en su monton, como dice el libro de los proverbios capítulo 26. v. 8. Sicut qui mittit dapidem in acervum Mercurii, ita qui tribuit insipienti honorem. Tan fatua necedad es lo uno como lo otro. Esto prueba que el género humano hasta en sus supersticiones es el mismo en todas partes.

De otra ofrenda ridicula usaban estos indios cuando pasaban por las apachetas, que era tirarse las pestañas y cejas, cuyos pelítos soplaban hácia al sol, ofreciendoselos a los dioses que mas veneraban y de quienes esperaban mas favor. Lo mismo juzgaban de los manantiales y lagunas, como si tuviesen jenios, rinfas o nayadas; gustando mucho de vivir cerca tales lugares. Cuando los pescadores o caminantes entraban en arroyos, rios o lagos bebian un poco de su agua con veneracion, creyendo que con eso tendrian próspero suceso sin ningun mal: error en que aun hoi están muchos, cual lo estuvieron los Israelitas y todas las naciones idolatras. (Véase a Jeremias cap. ¼ v. 48 y siguientes).

Siendo Gobernador de Chucuito el Conde de la Gomera hizo sacar todos los indios incultos de las islas, y entre unos totorales de la laguna se encontró una pobre india que mas parecia bestia que persona; al estarla catequizando sobre la existencia y bondad de Dios, respondió con frescura, que su dios era la laguna que le daba pescado que comer, el cuchuchu de sus orillas, la totora que cubria su cuerpo, y sus raices que tambien comia. Y estaba tan ciega su alma que no pudieron disipar su ignorancia, ni persuadirla que habia otro Dios, mas que su laguna, que se lo proporcionaba todo. Entre los Uros que viven entre los totorales de esta laguna, hai todavia algunos tan salvajes como esa india; lo mismo que en las desviadas rancherias de las cordilleras.

Y gracias a Dios y a su santísima Madre, y al celo de los Relijiosos agustinos, que en estas cercanias de Copacabana han desaparecido las apachetas, las supersticiones y las idolatrias de que antes era como maestra y metrópoli. De modo que bien se le puede aplicar lo que S. Leon decia de Roma: Quæ eras magistra erroris, facta es discipula veritatis. Tambien contribuyó mucho a extirpar viejos errores D. Alberto Acuña, oidor de la Audiencia de Lima, Diputado real y Comendador de los indios de Copacabana.

#### CAPITULO 15.

De tres templos mas famosos en el Perú.

Como los Egipcios, los Griegos y los Romanos, tambien los Peruanos tuvieron templos mas famosos que los comunes. Estos eran tres, el de Titicaca, el del Cuzco y el de Pachacamac. A lo dicho ya sobre el de Titicaca añadiremos que era el mas visitado del reino y de tamañas riquezas, las que es fama comun echaron los indios a la laguna cuando entraron a la isla los primeros españoles con el capitan Illescas. En las paredes de ese templo afirman los indios viejos que habia muchos pájaros pintados, tigres, leones, figuras de hombres con barbas, de caballos y de todas las naciones del imperio, como Yungas, Chunchos, Parataguas, etc. Como en ta trípode délfica, tambien se oian en él muchos oráculos, que ya enmudecieron para siempre con la presencia de esta Vírjen milagrosa de Copacabana, que bien puede aplicársele aquí aquel—Ipsa conteret caput tuum, como lo reconocen los mismos indios catequizados y cuantos vienen a visitar esta su santa casa.

El segundo templo famoso del Perú fué el del Cuzco, edificado donde está ahora Santo Domingo. Los sillares y piedras del edificio manifiestan su grandeza: se podia ir a él subterráneamente
desde la fortaleza del Inca. Era el verdadero Panteon del imperio, depósito de todos los dioses del Perú; así como el de Agripa lo
era de todos los paises sujetos al Capitolio; pues los Incas traian a
él los ídolos de cuantas naciones conquistaban, cuyos adoradores venian de sus remotas provincias a ofrecer dones a sus idolatrados Penates, haciendo gastos escesivos con ofrendas cuantiosas de plata y

oro y sacrificios de muchos animales. Con cuya política enriquecia el Inça su corte y tenia mas sujetas las naciones, cuyos dioses y hombres detenia en rehenes, despues de haberlos ultrajado; pues lo primero que hacia al imponer la coyunda de su cetro sobre las tribus avasalladas, era manchar sus aras con venereos entretenimientos, por escarnecer la debilidad de sus veneidos dioses. Esta profanacion indecente intimidaba a las naciones de tal modo, que asombradas y temblando venian a rendirle obediencia, llamandolo Señor de las Guacas, o superior a los dioses. Todos ellos, por ridículos que fuesen, tenian lugar señalado en el templo del Cuzco, para que sus respectivos creyentes se los reconociesen alli e implorasen. De modo que la América podia decir de esta Roma de los Incas lo mismo que la Europa de la Roma de los Césares—Cum pæne omnibus dominaretur gentibus, omnium gentium serviebat erroribus.

Por eso tambien habia en el Cuzco mas consultas y mas oráculos. El modo que tenian de consultar a sus guacas era, entrar a media noche de espaldas al ídolo, agoviando el cuerpo hácia atras e inclinando la cabeza; y así esponian su consulta. La respuesta del oráculo era de ordinario un silbo temeroso, aunque a veces hablaba sensiblemente, y dicen que tambien solia aparecer en figura de culebra, de muchas manchas. Las mas de las respuestas se encaminaban a la pérdida de los consultores, pues se les pedia sangre de sus ganados o de sus hijos. Esa felonia atroz la han echado de ver ahora los bautizados, a muchos de los cuales ha oido decir el autor—Ahora si es buen tiempo, que Dios se paga de los corazones; y no como el demonio que pedia sangre humana.—

En aquel templo, o gran museo de idolillos, habia un ídolo principal, llamado Panchao, en forma de un sol de oro finísimo con riqueza de pedreria, puesto al oriente con tal artificio, que al salir el sol relucia como un espejo; y tanta era la repercusion de los rayos que el ídolo parecia otro sol. Este era el dios principal de los Ineas y tambien Pachayachachic, o hacedor del cielo, en cuyo ser-

vicio se esmeraban. Cuando los conquistadores llegaron al Cuzco, a mas de las grandes riquezas que cayeron en sus códiciosas manos, el ídolo del sol cayó en las del soldado Mancio Sierra, que se lo jugó y perdió, de cuya ciega pasion nació el proverbio, se juega al sol antes que nazca. Creemos, sin embargo, que el proverbio es anterior a la conquista.

Otras maravillas del templo del Cuzco pueden verse en Garcilaso: pero notaremos con Prescot, que a pesar de su gran magnificencia, su techo era de paja, como también lo eran los de los templos de Titicaca y Coati.

El tercer templo célebre del Perú sué el de Pachacamac, que significa criador de la tierra; pues Camac es criador, y Pacha tier-Estaba como a seis largas leguas de Lima, edificado sobre un cerrito artificial de adobes; tenja muchas puertas, y tanto en ellas como en las paredes habia figuras de animales fieros, osos, tigres, leones, otras bestias y pájaros marinos. Los ministros vivian dentro del mismo templo, finjiendo gran santidad; pues cuando la jente se juntaba a los sacrificios, iban ellos con los ojos al suelo, sus rostros hácia las puertas, de espaldas al ídolo, mostrando humilde turbación, como se lee de los sacerdotes de Apolo. Su busto era de madera, de forma rara v monstruosa, con cabeza semejante a la de hombre: le sacrificaban muchos animales y algunas personas; de modo que cuando Hernando Pizarro entró, en su santuario o cueva, su piso y paredes exhataban los mas repugnantes; fetores, como, los que exhala un matadero. En dias solemnes solia dar-sus, oráculos; uno de ellos sue decir que él era lo mismo que el Dios de los Cristianos, para alucinar a los indios, que despues se burlaron de él viéndolo destrozado y mudo ante la Cruz que los españoles plantaron sobre las ruinas del adoratorio. Junto a él habia muchos aposentos grandes de piedra, o mas bien, todo él era un conjunto, de edificios agrupados al rededor-de una colina cônica, que mas bien parecian una fortaleza que un templo: pero su techo tambien

era de paja. Dichos aposentos eran para los sacerdotes y concurrentes; y en el circuito de la Guaca solo se permitia enterrar a estos, a los ministros y señores principales.

Estos eran los templos o adoratorios mas afamados del jentilismo peruano, en oposicion de los cuales el Señor ha hecho que se levanten millares de santuarios a su Majestad y a su santisima Madre, principalmente éste tan maravilloso de Copacabana, como veremos en la segunda parte.

#### CAPITULO 15,

Sacrificios de Topa Inga en esta Isla Titicaea.

Si los indios fueron tan adictos a la idolatría es porque los Incas les daban el ejemplo, como Abias y Achab prevaricar haciana las tribus de Israel, como Mahoma y los Califas a los árabes, y como Confucio y Zoroastro a los chinos y a los persas. Mas, a todos los sucesores de Manco-Capac se aventajo Topa Inca, inventando nuevas y extraordinarias maneras de sacrificios, mavormente en el adoratorio de esta isla, donde quiso que las ofrendas al sol fuesen estremadas en todo respecto; pues no hizo allí caudal de sus estimados cuves o conejos, que antes solian ofrecerle, aprovechándolos mas bien para agüeros y hechicerías por sus diversos colores: tampoco hizo caso de las confecciones de cebo, lana y maiz, ni de las libaciones de chicha, que todo lo tuvo por accesorio; y dió: en sacrificar corderos o llamas sin mancha, y aun niños y niñas de tierna edad, que no pasasen de quince años. ¡Innovacion atroz, horrible lujo de barbarie, capaz de evocar de la tumba los manes irritados del apasible fundador de su dinastíal. Y estas víctimas inocentes, no debian tener defecto ni mancha; pues por haber tenido un lunar en el pecho fué rechazada por el ministro una muchacha de doce años, que despues contó su lance en Chucuito a un español, refiriéndole los sacrificios y los tesoros que se ofrecian en Titicaca; lo que tambien era cosa pública, por cuya notoriedad quisieron los conquistadores pasar a esa isla.

#### CAPÍTULO 17.

Modo con que sacrificaban esas criaturas.

La idolatría, como invencion de Luzbel, casi en todas partes, se manchó con sangre humana; y el espíritu maligno envidioso de nuestra felicidad desde las mas de las aras del jentilismo, clamaba como desde el oráculo de Feho—

Es decir: Griegos, cuando venisteis a las playas de Troya os his cisteis propicios los vientos con la sangre, y con la virjen inmolada: si quereis ahora volveros debeis inmolar un griego y derramar su sangre. Sanguine placastis ventos; sanguine quarendi reditus. Sangre pues, y sangre humana es la que pide el lívido destructor de nuestra es pecie; y todos los que no tributaron adoracion al Dios verdadero sacrificaban sus hijos a los demonios, como se lamentaha David (psalmo 103): Et immolaverunt filios suos et filias suas demoniis...... Infecta est terra in sanquinibus. Pero Isaias especialmente parece que estaba viendo lo que hacian en Titicaca, cuando en su capítulo 37 decia:-Immolantes parvulos in torrentibus, supter eminentes petras. Porque, a pesar de no haberles dado Manco-Capac esos ritus sangrientos, despues, estaban tan ciegis estas infelices jentes, que cuando acudian a sus Guacas y los sacerdotes les decian que para obtener sus peticiones era preciso sacrificar a sus pobres hijos, se los entregaban para que los sacrifieasen en fiestas señaladas. ¡Maldicion al que introdujo tal maldad!

El órden que guardaban los sacerdotes en sacrificarlos era este. Penianlos sobre una gran loza, echados los rostros al cielo, vueltos al sol, y tirándoles del cuello pomanles sobre él una te-

a o piedra lisa algo ancha, y con otra les daban encima colpes que en breve les quitaban la vida; v así muertos los dejaban dentro de la misma guaca. Con esto se daba el demonio, por servido; y despues les hablaba en lugares obscuros, dandoles respuestas a su gusto rara vez, y las mas veces en daño de los mismos indios, como la reconocen despues que han recibido el Eyan jelio; aunque algunos se conservan en su error por la inclinacion que tienen a los abusos de sus antepasados, principalmente los vieos y los que viven en punas aisladas, a quienes se procura relucir por medio de los Curas y de los Conversores.

Muchas veces solian sacrificar estas tiernas victimas abogándolas, despues de haberles dado bien de comer y beber, llenandoles la hoça de coca molida, deteniéndoles el resuello; despues los enterraban con ciertos visajes v ceremonias. Otras veces los degollahan, v con su sangre se teñian el rostro; enterraban con ellos los vasos con que antes los habían hecho heber; y por eso en las segulturas antiguas se suelen hallar muchos, que cuando son de madera llaman queros, y a los de plata aquillas.

Estos sangrientos sacrificios, alguna vez fueron de doscientas víctimas, los usaron en todo el Perú, principalmente en el Cuzco Titicaca en las solemnidades del sol y de la luna, en casos graves y que im portaban al luca, como cuando estaba enfermo o en guerra, para alcanzarle salud o vi ctoria, y aun cuando le daban la horla del reino. O Rios de mi vida, o Padre piadoso, cuan otras son vuestras entrañas! 10, nimia caritas, ut servum redimeres Filium tradidisti! Y un barbaro compra su salud a precio de tantas vidas de inocentes; y Vos comprais la de vuestros indignos esclavos a precio de la sangre de vuestro inocente Unijenitol.

En comprobacion del iníquo placer que tendria el demonio en estos sacrificios refiere el antor que en abril de 1617 vio en un pueblo de los Aimaraes del Cuzco a una posesa, cuvo espíritu infernal al estarlo exorcisando, se estrellaba contra un indiecito que tenia la cruz; y a la hora de comer, dejando con enfado las viandas, dijo: «que nada le entraba con gusto sino los muchachos de ese tamaño». Asi trata el demonio a los suyos; mientras que Díos nos trata como Padre que solo quiere la vida y el corazon amoroso de sus hijos.

CAPITULO 13.

Policia de Copacabana para el buen servicio del Sol.

Era tanta la jente que acndia a Titicaca, que el Inca mandó hacer hospederias para los peregrinos. Tales garpones se llamaban vulgarmente Corpaghasi, a diferência de los tambos de los caminos destinados a los demas pasajeros o caminantes. Durante el tiempo de la romeria allí se los regalaba segun su validad, y a los pobres a mas de la comida y bebida se les daba algun vestido. Antes de llegar a Copacabana paso el Inva en el lugar de Locca unos graneros, que llamaban Golcas, donde se almacenaban víveres para el sustento de los peregrinos, de los ministros y del ejército. De estos depósitos se veian algunos en las faldas de los cerros de Copacabana: y de aquí al puerto se encontraban otros dos corpagasis, donde recibian igual hospedaje y regalo, por estar provistos de maiz, de muchas legumbres y gran cautidad de charque, o carne seca.

Conociendo el Inca la índole lasciva de los Lupácas, ordenó, para evitar mas graves pecados, que hubiese en Copacabana un lugar para algunas mujeres hermosas, pue stas en custodia, para los que quisicsen casarse sin la acostumbrada ceremonia, por su pobreza. Y el Gobernador, conforme a sus servicios y calidad, daba la mujer o mujeres a los solicitantes, ordenandoles que se ocupasen en algun ejercicio para poder pasar la vida. Mucho velaba el Inca en que se castigase a los ociosos, principalmente a los omisos en el servicio de los dioses. A los graves criminales los ajusticiaban luego, o los llevaban al Cuzco, donde

los echaban a las leoneras que tenia, para que los despedazasen las fieras: castigo que a veces tambien se imponia a los que inquietaban a las vírjenes del sol.

El Gobernador de Gopacabaña era de la casa real, inmediato a la persona del Inca; y tenia al pueblo tan sujeto que los habitantes y concurrentes no se atrevian a embriagarse los dias particulares. Tampoco usaban robar, ni aun cosas menores; pues el hurto se miraba como un gran delito infamante que se castigaba con rigor: y así cualquiera podia dejar su casa y su chácara con seguridad. No se atrevian a reñir unos con otros, porque el castigo contra los pendencieros era riguroso. Reinan ahora esos vicios porque no hai castigo.

Ese Gobernador andaba en traje de Inca, con sola la diferencia de llevar la borla a un lado, pues el Inca la traia sobre la frente. Cuidaba que todos viviesen bien, sin agraviarse uno a otro; tenia la jente siempre bien ocupada, y en tiempo de siembras hacia que se ayudasen unos a otros: por eso sembraban tanto. Los demás Gobernadores hacian lo mismo en sus provincias, procurando que los indios jamas estuviesen ociosos.

Por órden del Inca se mantenian en Copacabana, como en las capitales, chasques o postillones para avisar las ocurrencias con prontitud. Estos eran jóvenes ájiles, escojidos desde niños y ejercitados en juegos de carrera, dándoles premios para estimularlos a la estimucion del monarca. Algunos de estos correos por cobrar fama en lijereza iban de acá al Cuzco en cuatro y hasta en tres dias. Y hubo indio que en poco mas de tiempo vino del Cuzco a Tiaguanaco, a dar un aviso de importancia al Inca, que admirado de su celeridad le dijo— Tiai-guanaco: que quiere decir siéntate, guanaco. De lo que tomó el pueblo ese nombre.

Para reprimir el Inca la lascivia de la jente lapaca usó de grandes castigos, y para moralizarla e inclinarla al trabajo les solia quitar los ganados y los víveres, para que la necesidad los tuviese mas ocupados y menos licenciosos.

Despues de haber reducido a polícía la isla y sus ancesos y arreglado la población de Copacabana, resolvió Topa Inca volverse al Cuzco, y llamó a su hijo Guainacapac, al que dejó aquí por su teniente: pensaba volver despues, pero la muerte se lo estorbó.

# CAPÍTULO 19.

Isla de Coati y sus cosas notables.

Como los jentiles y poetas dieron naujeres a sus dioses; así Topa Inga Yupanque quiso darle Coya al sol, y esa fué la luna: a la cual dedico un famoso templo, coa ministros y doncellas a su servicio, en la pequeñaísla de Coati, en este mismo lago, dos leguas al oriente de Titicaca; aunque su puerto o embarcadero es Sampaya, de donde solo dista una legua. Es islita de dos millas de largo y una corta de ancho, de agradable temperamento, de buenas producciones y de mucha arboleda de Queñuas seculares. Entre un bosque de esos frondosos árboles, en una quebradita cerca de la playa, erijió Yupanque el adoratorio lunar, en cuya ara puso un bulto de oro, a la traza de una Coya, que representaba a la esposa del sol. Tal vez de eso mismo tomó la isla su nomebre, p ues Coata o Coyata equivale a Reina.

El edificio es mas sólido y majestuoso que todos los de Titicaca. (Puede verse el viaje y la descripción que de él hicamos). Su romería era mui celebrada; tanto que los indios viejos, que de ello se acuerdan, dicen que iba tanta concurrencia al adoratorio de la luna, como ahora vienen Cristianos a este Santuario de la Luna sin mancha, Maria inmaculada Madre del eterno Sol de jústicia.

Los peregrinos a Coati solían pasar de Titicaca por el lago; y con la procsimidad de las dos islas solían hacerse reciprocos retornos, finjiendo los ministros de ambas, que el sol y la luna se mandaban mútuos recados y obsequios de chicha y otros brebajes; y hacian tiempo para beber a una. A mas de esas supercherias,

habia en ambos adoratorios un ministro mayor y una mamacona, que hacian los personajes del sol y de la luna, adornandose ésta con láminas de plata, y su esposo con planchas de oro;
así se brindaban, regalando la Coya al sol, pidiéndole buen tiempo para las sementeras y regalada vida para el Inca y sus devotos, consumiendo su ociosa vida en esos míseros pasatiempos, que
remataban en fiestas lascivas, en cuyos banquetes se revolcaban
como animales inmundos en el cieno de sus obscenas costumbres.
Ese es el camino de toda idolatría.

Tambien en Copacabana habia casas del sol y de la lúna; y donde está el Convento se veian ann en 1618 piedras libradas de; famoso edificio del sol, en cúya puerta habia dos teones y dos cóndores de piedra, cerca de ún estánque donde el Inca se bañaba. Como al venir de Yunguyo está erá la primera estacion, los peregrinos solian descansar aquí dos o tres dias; y después de hiber adorado al sol tambien hacian reverencia a estos animiles, aunque maltratados. Quizas por evitar despues recuerdos jentíficos los caterraron; y en el año 1833 se encontró uno de esos leones sin cibeza, en el patío del claustro, que por poca refleccion se acabó de destrozar. Sigamos la romeria.

De aquí pasaban a Titicaca y Coati, a adorar sus idolos. Para el servicio de estas hospèderias puso el luca dos mil indios francos de todo tributo y ocupacion, sin mas deber que cuidar de su conservacion y limpicza. Y despues se les concedieron iguales privilejios en atencion al servicio de este Santuario de la Reina de los Ánjeles, cuyo motivo voi a referir.—Pasando de visita por este Convento de Copacabana el R. Padre Provincial Fr. Diego Perez, cuando se empezó a trabajar la capilla mayor, viendo los pocos indios que acudian a la fábrica, pidió a los Caciques principales que trajesen mas, para acabar pronto una obra tan importante. Padre, le contestó el Curaca, si quieres que traiga mas jente, haz que el Virey nos conceda los mismos privilejios que antes; pues si entonces, cuando serviamos al demonio, se nos eximia de toda obli-

gacion, ahora que servimos al verdadero Dios y a su santa Madre, se nos dehe eximir del servicio personal y de las mitas de Potosi. Quedó el P. Provincial convencido de esta reflexion, demasia do justa para un indio, y obtuvo del Virey Marques Montesclaros la escencion pedida.

Para que esta comarca y sus concurrentes no sintiesen carestias en tiempos calamitosos, acopiaban granos en varias trojes, que aun se veian en 1618. Y tambien se veian en el cerro de Serocani, tras de Humapiura, las piedras de la horca, donde colgaban a los delincuentes y principalmente a los agresores de Yunguyo, que poco antes de la conquista asaltaron a Copacahana, cuya guarnicion desbarataron, y hubieran logrado su intento, si una india valiente de la Guaira, tomando las armas de su veneido marido, no hubiese reanimado a los Copacabanas y puesto en fuga a los Yunguyos. A otra peña in mediata amarraban a otros malhechores, como a Prometeo en el Caucaso; donde morian de hambre o de frio.

# CAPITULO 20.

Otras costumbres, entierros, desposorios, carreras y premios.

En cierto tiempo del año, llamado por los indios Atumpocoi, que corresponde a nuestro febrero, los Ingas del Cuzco y de Copacabana ingaban con unas grandes bolas hechas de ichu o esparto, que prendiendoles luego las hacian rodar fuera del pueblo con estrepitosos alaridos. Ceñíanse sus mantas, las pelotas se convertian en una gran fogata, a cuyo alrededor se alborozaban y brintaban, creyendo que con eso ya quedaban libres de enfermedades. Tambien creian lograr el mismo efecto bañándose en los rios o agunas, de noche, cuya obscuridad les cubria mil escesos. A este baño licencioso llamaban Pancunco, parecido al de los Romanos en honor del dios Tebruo.

En tiempo de sus sementeras y cosechas tenjan como juegos le caza para tomar los pajaros y vientas. Para ello usaban de

unos hilos con tres ramales, en cuyos estremos habia unas balas de plomo o cobre; y el que así alcanzaba un pájaro al vuelo, era el distinguid. A las vicuñas y venados los enlazaban de los pies o del pescuezo, a la carrera, siendo premiados los mas diestros. Con esos juegos tambien solemnizaban las fiestas de sus dioses.

Al morir los Incas y Señores principales, los preservaban o embalsamaban, y los llevaban al Cuzco, donde tenian sus entierros señalados, con varios ritos y coremonias. Todos dejaban tesoros y haciendas para rentas del adoratorio donde se enterraban; y ni los mismos sucesores en el imperio podian aprovecharse de la vajilla y alhajas que se hacian enterrar. Los Reyes y magnates hacian en vida una estátua de piedra o de madera, como bustos suyos, cuyas imájenes llevaban a la guerra con respeto para entusiasmarse, y aun para adorarlas; lo que era una especie de idolatría bastante jeneral entre estos indios.

(Aquí falta la continuacion de un capítulo y el principio de otro.)

Para desposarse el Inca se vestia lujosamente y salia de su palacio con el mas brillante cortejo de sus parientes y capitanes, con capas o mantas labradas de diferentes colores. En casa de la rejia desposada habia otro no menor acompañamiento, que con grand regocijo recibia al real esposo, presentándole en la puerta a su futura Cova; cuvos pies calzaha él con sus propius manos de ricas! ojotas o sandalias guarnecidas de oro, que eran el obsequio nupcial o las arras del matrimonio, que con eso se daba por celebrado. Hecha esta ceremonia toda la jonte principal trocaba sus ropas en otras mas lujosas aun; luego tomaban unos manojitos de ichu natural, pero con las espigas hechas de oro curiosamente colocadas, v las derramaban por el patio y casa de la novia (costumbre parecida a la de Cataluña, donde en ciertas sestas suelen las ióvenes destinadas esparcir fragante alhucema por el suelo de la Iglesia). Despues se acerca el Inca a su novia, la toma de la mano v le dice-«Ea, vamos, Señora y Reinal» y ella contesta-«Vamos en hora buena, solo Señor y Reyla El dia y noche antece-

dente a este desposorio todo el pueblo ayunaba absteniéndose de sal v ají. Concluido el desposorio, todos los personajes asistentesdaban sus ricos vestidos a los pobres, repartiendoles las espigasde oro, que despues ofrecian a los ídolos. Los reales esposos no dahan sus vestidos, pero repartian otras ropas ricas a sus pobres vasallos, y a sus capitanes, jovas de oro. La holganza de la boda duraba un mes con demostraciones y banquetes. De la puerta de los casados celgababan camisetas de hilo de oro de gran valor y curiosidad, que eran del Inca, quien las obsequiaba luego al padre de la Cova. Acabados los festejos se presentaban los Proceres del imperio, y haciendo una humilde reverencia al monarca. le dirijian una exhortacion sobre el amor que debia tener a su esposa y Cova del reinos luego a esta le dirijian otra análoga sobre la obediencia, cuidado y esmero con que debia servir a tan gran Senor; y despues otra a los dos juntos, encargándoles el amor de sus vasallos, el cuidado de los pobres y otras cosas de buen gobierno. ¡Qué costumbre tan bella! Se dirá que era una ceremonia: pero ceremonias tales no suelen oirse en los gabinetes mas libres.

Los Incas solian casarse con muchas mujeres, y a veces con sus propias hermanas, como no fueran de una madre, principalmente los príncipes herederos.

Para los desposorios de los particulares se procedia de otro modo. Primero hacian el Quicuchico, o el peinado de las muchachas, haciéndolas peinar por unas y trenzar por otras, lo que indicaba que ya podian tomar estado. Luego las ponian en pública plaza, que llamaban Aucaipata, donde les ataban los dos dedos pulgares cruzados, y las hacian ayunar siete dias, dándoles cada dia unas mazoreas o cierto número de granos de maiz y un poco de agua pura; todo medido. Cuidaban mucho que no quebrantasen este ayuno; y si acaso las muchachas no podian observar tanto rigor, se les dispensaba, teniendo antes consejo de familia, y los mas ancianos, sentándose junto a la dispensanda, la reprendian con blandura las travesuras de la niñez, haciendole verque en adelante deberia

tener mas juicio, mas respeto a sus padres v mayores, puesto que pronto tendria marido, a quien deberia servir en la comida y en la chicha, teniendo que bilar, tejer y trabajar en casa y en el campo. Luego le vestian el aucallo, o especie de manto de muchas listas v colores, v bien engalanada la llevaban de la mano hasta la puerta de su casa, donde la tenian en pie para que la viesen los jóvenes pretendientes; quienes se llegaban mui aderezados, llevando, unas sandalias u ojotas, que le presentib n. Si ella aceptaba el presente, era señal de consentimiento al matrimonio; y sino ibanpasando hasta que llegaba el de su gusto. Entonces sus parientes v los del preferido se regocijaban, se obsequiaban reciprocamente e iban preparando todo lo necesario para la boda, en casa de la novia; pero la chicha solia acopiarse en la del novio. Llegado el dia señalado lo juntaban todo, llevándolo a casa de la mujer los parientes del hombre tocando sus flantitas: recibido el recado llevaban a la niña bien vestida a casa del jóven, acompañándola la madre y hermanas de éste, tocando los hombres sus flautitas de hueso a barro, y las mujeres sus adúfes o tamborcitos. Esta ceremonia solo se hacia con los principales, y con las doncellas, que en testimonio de su integridad llevaban en sus llichas unas listas blancas de lana y al llegar a casa del esposo se entraban solas de frente; y las que no erandoncellas entraban de espaldas mirando al patio.

Algo de esas costumbres debe ser lo que observo el autor en Copacabana, el año 1618, en un casamiento, de indios, a cuya casa fue como um procesion de hombres y mujeres, muchachos y muchachas llevando cántaros, ollas, chuño, maiz, plátanos, vestidos, ojotas, chuces para dormir y hasta una lista de los carneros que les habían de entregar; todo recojido de los parientes, amigos y vecinos de los novios, para que tuviesen lo necesario a su ajuar y sirviesen mejor a Dios.

En algunas fiestas cada ayllo, o parcialidad reunia en lugar público a sus muchachos de trece a catorce años, y a vista de todos les azotaban los pies, brazos y manos con unas ondas de pie-

les de animales hasta salir alguna sangre. Despues, el principal los reprendia de sus travesuras, y les aconsejaba que no fuesen mas muchachos, sino varones que va debian ocuparse en cosas de la Comunidad v del servicio del Inca. Luego los trasquilaban, los colocaban de dos en dos, o de tres en tres en una llanada cerca de la laguna, y a cierta señal habian de partir todos de carrera hasta el alto del cerro, llamado por ese juego Llallinaco (el actual calvario) donde estaban los jueces para premiar o castigar. El premio de los que Hegaban primero a la meta, era un canipo (especie de patenita de plata) que se ponian en sus llautos; o bien una chuspa de Cumbi, que son unas bolsitas mui curiosas donde llevan la coca, tan ricas que solo la jente principal y noble podia usarlas, v nobles debian ser los que se ejercitaban en esos juegos de estadio, puesto que despues los destinaba el Inca a sús correos de gabinete, haciendolos tambien capitanes o gobernadores, agujereándoles las orejas en señal de nobleza. Pero a los que se rendian en la carrera, renianlos sus padres y vecinos, avergonzándolos con palabras injuriosas y con nuevos azotes, ocupándolos en servicios bajos en obseguio de los que los habian castigado. A su tiempo los llevaban todos al Inca, informándole los Capitanes de las cualidades de cada uno; v segun el informe premiaba a los activos v valientes, dândoles destinos honrosos en la corte o en el ejército; v a los flojos los ocupaba en oficios molestos de pastores, chacareros o cargadores.

CAPITULO 21.

Cosas notables del calendario y fiestas anuales de los Indios.

El Concilio Limense celebrado en tiempo de Santo Toribio Alfonso de Mogrobejo, siendo Virey D. Martin Enriquez, averíguaron los Señores Obispos y personas eminentes de todas las Relijiones, que los Indios habian tenido antes su calendario y su cómputo de los tiempos; lo que es una muestra inequívoca de su injenio. Rejúnse por lunas, dividiendo el año en doce meses, dán-

doles tantos dias como los latinos; y los once dias que les sobraban los intercalaban en los mismos meses.

Su primer mes coincidia en nuestro diciembre, y lo llamaban Copacraime, como si dijesen fiesta rica o principal; porque en él se hacian grandes sacrificios al sol, al ravo y trueno, quemando delante de sus ídolos muchos carneros o llamas, con leña labrada y olorosa, con ofrendas de oro y plata: y los que en tal solemnidad no ofrecian algo quedaban avergonzados. En el lugar del sacrificio ponian tres imájenes del sol mui parecidas, y tres del trueno, como cierto indicio de la trinidad, o por no sabemos qué embolismo introdujo el demonio entre estos pobres indios esa trinidad finjida; cuva idea sirvió despues para hacerles mas creible la Trinidad verdadera. Lo mismo en el templo principal de Titicaca habia tres estátuas Hamadas Apuvnti, Chusipvnti, Intipguanqui; que quiere decir el Padre y Señor Sol, el hijo Sol, y el hermano Sol, asirmando que eran un solo dios. Lo mismo asirmaban del trueno, diciendo que presidia en el aire, en las lluvias v nieves. El P. Acosta hace mension de un Visitador de Charcas, que averiguó haber tenido aquellos indios un ídolo llamado Tangatanga; del cual decian que en uno eran tres, y en tres uno.

Por este mes los indios de Gopacabana por sus parcialidades juntaban en una pampa cerca de la laguna todos los carneros que habian de sacrificar en la isla, y poniéndoles unas borlas de muchos colores los llevaban con alborozo y bulla de flautas y tamboriles. La peña del sol cubríase entonces de muy ricos cumbis; y a prima noche encendian una gran hoguera, cuya llama, vista por los habitantes de las otras islas, encendian la suya, para imitar a la matriz. El otro dia se hacia el sacrificio de los carneros, y tambien de algunos niños tiernos, con cuya sangre rociaban la peña, que estaba chapeada de oro y plata; por eso centelleaba tanto al reflejo del sol, que los pájaros no se le acercaban; lo que atribuian los indios a milagro o respeto.

En estas fiestas de Copacraime el Inca o sus Capitanes armaban caballeros a los mozos nobles y a los que se habian distinguido en la carrera, vistiéndoles como insignias unas túnicas y mantas curiosas de Cumbi, y a un lado de la cabeza la borla de la nobleza. Luego se les hacia una plática para que fuesen activos y valientes, por diferenciarse de los plebeyos: despues se les ponian guaras o pañetes como calzoncillos, cuya ceremonia se llamaba Gaarachico. En seguida se azotaba a los nuevos caballeros en los pies y brazos y les unjian la cara con su propia sangre, para significarles la que debian derramar en servicio del Inca, si fuese necesario. La función concluia con grandes bailes; y entonces, y no antes, permitian entrar a los collas, dándoles a comer unos bollos de maiz blanco, llamados sanco, amasados con la sangre de las víctimas, para significarles la fidelidad que debian guardar al Inca y la limpieza cou que debian asistir a esas fiestas.

El segundo mes correspondiente a enero, se llamaba Camay, dedicado al supremo Dios, o Viracocha. Los sacrificios eran los mismos, y luego recojian las cenizas de los animales sacrificados, llevándolas a los arroyos, a cuya corriente las entregaban acompanándolas algunas leguas con gran les alaridos, para que las aguas las depositasen en el mar, donde Viracocha las recibiria. Tambien echaban en los rios sangre de animales, chicha y comida; creyendo que con esto Viracocha les daria años felices.

Seguia Atumpocoy, o febrero, en el que sacrificaban cien carneros hermejos, cuyas cenizas regaban con chicha. En este mes sacaban las muchachas a peinar y a casar.

Al cuarte, o marzo, llamaban Pachapocoy: sacrificaban cien carneros negros, y con su sangre regaban el suelo donde estaba el idolo a quien se le hacia el sacrificio.

Aliguaiquin, el quinto mes, coincidia con abril; ofrecian cien carneros fistados, llamados moromoros, con cuya sangre rociaban el adoratorio del sol, a quien ofrecian ademas riquezas de oro y pla-

ta, conchas y plumas vistosas de pájaros diversos, y mucha coca. Los concurrentes iban con gran devocion y silencio: las víctimas iban adornadas con flores de varios colores.

Al sexto mes suvo, nuestro mavo, llamaban Atuncusqui, Aimoray: otros cien carneros de todos colores eran sacrificados con grandes ceremonias y bailes; porque entonces llevaban a sus casas el maiz cosechado, al cual, como si fuera un ser intelijente. le cantaban que no se les acabase. Para eso escofian algun maiz singular y al ponerlo al troje usaban de ciertas supersticiones, yelando tres noches continuas; luego lo tapaban y reverenciaban como cosa divina. Doude habia hechiceros se juntaban en casa de los indios principales, donde con ritos necios invocaban al demonio para que les declarase si aquel maiz tendria fuerza para el año siguiente. Si de la troje se respondia que no, entonces cada uno con la solemnidad posible volvia al lugar de la cosecha del maiz y lo quemaba en sacrificio; tomaba otro y lo llevaba con cantos y bailes al granero para semilla del otro año. Volvian los adivinos a repetir la consulta; v se repetia hasta obtener la respuesta favorable. Estas fiestas llamaban Aimeray; v en algunas partes del Perú todavia las hacen ocultamente. (El autor escribia el año 4620).

Al que corresponde a junio llamaban Aucaycusqui Intirayme: su regocijo era mui jeneral, por ser su fiesta una de las solemnes del sol. Sacrificabanle cien guanacos, que llevaban a Titicaca al compas de grandes bailes, poniéndoles flores y tiñéndoles los rostros de rojo. Labraban muchas estátuas de palos de quinua, adornándolas con ricas vestiduras; bailaban el cayo, echando flores por los caminos. Los indios e indias se vestian con curiosas ropas, y casi todos se afeitaban: la jente principal se ponia unas patenas de oro en la barba, y todos iban lujosos al adoratorio del sol, cuya peña se adornaba con admirable artificio. Hacíanse entonces grandes invenciones, y los bailes se vestian segun sus oficios y segun sus tribus; hasta los lucas tenian el suyo particular. Resagos de eso deben ser los bailes de la vicuña, del sorro, del arado, de los chan-

chos guerreros, de los industriosos callauallas, de los callauas hiladores, de los Incas encontrados y otros que aun se ven en las flestas de este Santuario de Copacabana. Y poco ha disminuido basta ahora la grande embriaguez de su jentílico *Intirayme*.

A los padres de los niños destinados al sacrificio los festejaban antes, como personas favorecidas de la divinidad; y a las pobres víctimas, para hacerles menos sensible la muerte las privaban de la razon embriagándolas con chicha, y llegada la hora fatal les ponian en la boca un gran puñado de coca molida, que las ahogaba: luego con lancetas de fino pedernal les sacaban sangre con que los sacrificadores se teñjan su rostro, y la peña del adoratorio.

Como este sangriento y licencioso Intirayme, despues de la conquista seguia aun en varias partes sin conocerse, por coincidiç con nuestra gran fiesta de Corpus, los Señores Obispos les prohibieron cuanto olia a paganismo, dejandoles solo los bailes, pero sin usar sus cantos autigios, sino los nuevos y católicos, que al efecto les compuso en su Símbolo indiano el P. Fr. Luis de Ore, franciscano, despues Obispo de la Imperial, que tradujo himnos para las festividades del Señor, de la Virjen y de los Santos. Lo mismo han hecho otros Relijiosos y zelosos Curas, y en particular Fr. Juan Cajica, agustino, que escribió 32 libros de canticos y oraciones en Aimará y Quichua, con todo lo necesario al catecismo e instruccion de estos pobres indios, aunque su obra ha quedado inédita por indolencia de la Ó den. Sigamos los meses.

En el octavo, llamado Chaguahuarqui, nuestro julio, ofrecian otra hecatombe de carneros oques, o de color gris parecido al de las viscachas. La fiesta era dedicada a la luna, cuyo templo era mui concurrido.

Yapaquis llamaban, su nono mes, que nosotros llamamos agosto: de ordinario quemaban otros cien carneros en sacrificio a los Lares, y penates, y tambien muchos cuyes o conejos y varias ofrendas,

que quemaban; para que compadecidos de sus somenteras estorbasen el daño que les hacian el sol, el agua, el hielo y el aire.

Al décimo, o setiembre, llamaban Coraime: se inmolaban cien carneros blancos lanudos a la luna; pues esta era su gran fiesta llamada Situa, en que se congregaba todo el pueblo esperando que saliese la luna nueva, y a su despuntar daban grandes alaridos, hacian fogatas, corrian con manojos de paja encendidos, gritando ;afuera el mal! se chamuscaban unos a otros en señal de regocijo; llamando a ese juego Pancunco. Despues se bañaban en las lagunas, rios y fuentes; gistaban cuatro dias en banquetes y cánticos en loor de sus disses, y en particular de la juna, llamándola, madre. Las indias preñadas la invocaban, como las Romanas que le decian-Juno, Lucina fer opem. Esta era una fiesta clásica y nacional, que se celebraba el primer dia de la luna de setiembre, despues del equinoccio, habiendo purificado relijiosamente el alma y el cuerpo, y preparándose a ella por la continencia. Lo mucho que veneraban a la hana producia sus escesos de consternacion en los eclipses; pues todos chieos y grandes gritaban, encendian luces, sonaban tambores, azotaban a los perros para que abullasen, lloraban y hacian estremas de sentimiento, por lo que ellos creian enfermedad o muerte del pálido planeta. Y esa preocupacion en los eclipses la conservan todavia en muchos lugares.

On traine punchaiqui, que seria nuestro octubre, era su undécimo mest en el cual ofrecian tambien otros cien carneros; y si por este tiempo no llovia, subíanse a los mas altos cerros, que tambien adoraban, invocándolos con gran sumision, y les pedian agua. Para alcanzarla tenjan etra ridigula ceremonia: ataban una llama negra en una llamara, vertiendo chigha a su alrededor, y no le daban de comer hasta que llovia. Acontecia muchas veces morirse la llama antes que lloviera; mas por eso no desistian de su engaño. Tambien ponian sobre las peñas unos idolitos de zapos y de otros animales inmundos, creyendo que con eso ya alcanzaban agua. Estando el autor en Corpaguasi, provincia de Omasuyos, en

1617, sus alcaldes tomaron a unos indios pastores que tenian unos idolillos de barro y de piedra, de zapos, llamas y sabandijas que guardaban en la falda de un cerro. Los idolitos fueron quemados, y los idólatras castigados. Bastante parecida a la abusion de la llama atada para la lluvia, es la que han practicado muchos indios en estos años 1856 y 57 contra la peste de la fiebre tifoidea; pues tomaban una llama negra, le cargaban los sucios arapos de los apestados, la rociaban con aguardiente, le echaban su mascada coca, con nó sé qué otras sandeces, y llevándola a algun cerro o, lugar desierto, la despedian, creyendo que el animal llevase con eso la peste a otra parte. Veian que ni por esas cesaba la epidemia; pero ellos no cedian en sus preocupacianes, porque son mui tenaces en su ignorante fanatismo.

Concluia el año con el mes Ayamára, como en noviembre: el sacrificio en él tambien era de cien carneros. ¡Cuántos hecatombes! Cuando la luna habia cobrado fuerzas y casi estaba llena, hacian otra fiesta mui solemne, llamada Iturayme: eran grandes las ceremonias, bailes y banquetes, porque tambien armaban caballeros a los jóvenes, oradándoles las orejas. Los viejos y muchachos hacian ciertos alardes dando muchas vueltas; quizá querian figurar el carso circular de los astros, que forman el año.

# CAPITULO 22.

Abusos de los indios al edificar sus casas.

Era costumbre mui comun entre estas jentes el juntar a los agoreros, para que despues de haber tomado su chicha, coça y otras necedades, designasen el lugar y la figura de la casa o choza que pensaban hacer. Miraban al aire, escuchaban pájaros, como aruspices, invocaban a sus lares o al demonio, con cantares tristes, al son de tamboriles destemplados; y pronosticando el bueno o mal suceso empezaban la construcción, poniendo a veces coça mascada en

el cimiento y sus asperjéos de chicha. Concluida la obra, en que solian ayudarse, la festejaban con bailes y convites conforme a sus alcances; y se dice que alguna vez en tales festejos solia asistir el demonio en figura de lechuza, de otros animales o de jente. Aunahora no han acabado de perder esas abusiones al fabricar sus casitas; pues siempre auguran a su modo, echan su chicha o aguardiente por los rincones, festejan su conclusion con regular borrachera y sus consecuencias, que equivalen al demonio, quien ya no creemos que asistirá, pues siempre ponen sobre el techo la señal de la Santa Cruz.

### CAPÍTULO 23.

Nuevo dios, nueva isla, nuevos sacrificios por Guainacapac.

Cuando los jentiles guardan los preceptos de la ley natural, Dios los ilumina y favorece, como al Centurion Cornelio que siendo caritativo y relijioso, fué el primer idólatra llamado a la fé; en cuva conversion dijo el Príncipe de los Apóstoles aquellas consolantes palabras: -Ahora veo con verdad que Dios no es aceptador de personas, sino que acepta a toda jente que lo teme y practica lo que es justo (Act. 10, v. 34.)—Mas cuando el infiel se estravía a sabiendas y se obstina, Dios lo abandona y lo execra, como a Faraon. Así parece que sucedió con Guainacapac, que en vez de purificar el culto natural dejado por el sabio Manco, prefició ensangrentar las aras con sacrificios humanos, como su padre Topac-Yupanque; imitando al impìo Jorán que en vez de imitar la piedad de David, siguió las locuras impias de Roboam y de Acab, para acabar de irritar a Dios contra su reino. Eso fue ademas un verdadero retraceso a la barbarie; pues cambió en otro peor al numen nacional. Llevado de cierto espéritu innovador determinó ofrecer todos aquellos sacrificios a un soto ídolo, que llamó Yatiri, como si dijere, al que todo lo sabe; mandando que solo a ese se le invocase; peor que el necio Heliogabalo, que quiso introducir en Roma

al sol de Fenicia, desterrando los dioses del sabio Numa. Así Guainacapac insistio en que solo a Yatiri se adorase en el reino, pidiéndole con fervorosos ruegos le revelase su voluntad sobre el modo de los sacrificios: pero Yatiri estaba, como Dagon, sordo y mudo; y ese silencio parecióle al innovador causado por la profanacion de las adoraciones al sol, que lo irritaban. Resolvió, pues, aplacarlo fuera de Titicaca, y se fué a otra isla llamada Apingüela, por el lado de Guancané. Allí se fatigó en invocar a su nuevo dios, que no le respondia por valerse de medios abominables y sobre modo inícuos; antes, Dios permitió que cayese en mas crueles errores, pues su afan y empeño no era para que buscase al verdadero Dios sinceramente, sino por vanidad en una nueva invencion. La unidad de Dios es el fundamento de la relijion natural y revelada; pero como él al buscarla procedia peor que Mahoma, quedóse mas ciego que éste.

Obstinado sin embargo, en su capricho creyó oir un oràculo de sus idolos que le mandaban llevase a otra parte los sacrificios de oro y plata, llamas, cosas preciosas, y ann de niños; pero no alli, sino en Paapiti, otra isla inmediata. Pasó a ella, y encontrándola mas apacible que todas las otras del lago, creyò haber dado al blanco del lugar de la verdadera adoracion: y asi lo mandó publicar por toda la tierra, crevendose mas favorecido que todos los monarcas pasados. Los pueblos, sea por credulidad, sea por adulación o por miedo pues ese feroz conquistador de varias naciones hizo en los rebeldes Carangues un ejemplar castigo, degollando muchos miles en la laguna que por eso se llamó Yaguarcocha, que significa lago de sangre) los pueblos concurrieron en multitud, a pesar de su dificultosa y arriesgada navegacion. Pero no le duro mucho su glo. ria; porque el primer invierno fué tan lluvioso que la laguna se repletó de modo que la isleta quedó anegada y cubierta. En estremo sintió el Inca este fracaso, y aun lo tuvo por de mal agüero; pero mas se encaprichó en su proyecto, y mandó con gran rigor se buscase el paraje de ella, y se continuasen los sacrificios de sangre, venciendo cuanta dificultad y riesgo se ofreciese. Al efecto dobló su crueldad haciendo degollar los animales y los niños en Apingüela, recojiendo su sangre en cajas de piedra con sus compuertas o tapas, las que conducian al lugar de la ísla cubierta, y desde las balsas las dejaban caer con unas sogas donde antes sacrificaban a pie 'enjuto. Así se enrojeció aquella superficie, y con razon se llamó Vilacota, que tambien significa lago de sangre. Y posible seria que Satanas inspirase tanta crueldad y trabajo, porque gusta que los suyos le sirvan así, cansándose mucho, como los perversos que dicen—Lassati sumus in via iniquitatis. Sapientiæ c. 5. Nos hemos fatigado en una empresa de iniquidad.

A mas de tantas ofrendas de sangre, es comun sentir de los indios viejos, que Guainacapac arrojó gran fuerza de oro y plata en ofrendas en Paapiti; por lo que varios Españoles han intentado excavar esos tesoros, pero en vano; porque los indios no quieren descubrir, temiendo que si descubren, el demonio les ha de mandar la muerte o alguna desgracia. Y tambien dicen, que estando un dia de solemnidad se oyeron tristes lamentos en las islas Apinguela y Vilacota; y estando los agoreros formando juicios entró comiendo un ciervo, cuya aparicion fué de mal auspicio, indicando quizás la venida prócsima de los invasores, que en efecto sucedió luego. Y aun añade Sanchez de Bustamante, que estando Guainacapac en el palacio de Tumipampa tuvo la noticia de los primeros españoles que llegaron a la costa de su imperio.

Pronósticos de la venida de los españoles y de la caida de los Incas.

Antes de abordar el buquesillo de Pizarro al río Birú, hubo acá pronósticos, señales. En el Cuzco una india parió dos mellizas, una blanca y otra muy morena. Reunidos los agoreros por órden del Inca, hicieron sacrificios, consultaron los ídolos, y fué-

les declarado que dentro poco vendria jente nueva a la tierra: alborotosé toda con el anuncio, y por todo el imperio se hicieron sacrificios y rogativas, para que los dioses les librasen de tal castigo. Porque, si es gran consuelo tener mandatarios nacionales, como dice Dios por Oseas cap. 2: Dabo ei vinitores ejus ex eodem loco: es gran calamidad tener que sufrirlos estranjeros, debiendo entonces esclamar los naturales con los sentidos versos del poeta.

Impius hac tam culta novalia miles habebit?

Barbarus has segetes? En quo discordia cives
Perduvit miseros! En queis consevimus agros!

El presentimiento de esas expoliaciones consternaba las jentes; porque preveian que el implacable conquistador diria tambien con despotismo a los pobres indijenas.

Rec mea sunt: veteres migrate coloni.

Porque ese es el lenguaje de todo invasor, y su conducta. Asi lo hicieron los macedonios con los asirios, los asirios con los israelitas, los romanos con los de Germania, los árabes con la España, los ingleses con la India, los franceses con Arjel, los anglosajones con la América del norte, dispuestos a repetirlo en la del sud; y asi serà mientras haya codiciosos invasores. Doloroso es que, a pesar de los luminosos escritos de los humanitarios publicistas del siglo diez y nueve contra el inicuo derecho de conquista, los que ciñen espada conserven una propension horrible a las usurpaciones devastadoras de Alejandro y Gengiscan, aun cuando no haya agüeros que tales plagas anuncien!

Un dia muy solemne y de gran concurso se puso sobre el techo del templo mayor del Cuzco un pájaro de colores nunca vistos, y con voz que estremecia los corazones dijo claramente.

—Presto se acabarán vuestros sacrificios y modo de vivir! Ese grito lo oyeron muchos, y principalmente los muchachos que despues lo declararon, y que ese rato habian sido echados del templo para que no hicieran ruido, aunque peor lo hicieron al ver y oir

al pájaro; cuya aparicion los confirmó en la prócsima venida de los estranjeros. Un indio llamado Tupagualpa certificó haber visto y oido eso mismo.

En este asiento de Copacabana, andando inquiriendo antigüallas, halló el autor un indio muy viejo, que le certificó haber oido a sus antepasados que cuatro o cinco años antes que los Cristianos entrasen al Perú, los ídolos les habian declarado como venia por la mar mucha jente valerosa, blanca y barbada; y por muchos meses se veia a media noche gran fuego en el cielo, como pirámide al lado del oriente. Dijo ademas que vieron un cometa largo con una estremidad, que tenia por principio una como cabeza de cóndor o buitre. Pudo eso ser así, pues sabemos que a ruinas de reinos han precedido señales raras, y Fr. Prudencio Sandoval, cronista real de España, indica algunas que dice se vieron cuando Atahualpa estuvo preso en Cajamarca. Cosas análogas se leen en las crónicas de Méjico.

A mas de otras muy sabidas refiere el cosmógrafo Enrico Martinez, en su repertorio jeneral tratado 2 cap. 23, que un águila hizo presa de un labrador y lo llevó a una cueva, donde el águila dijo-«Poderoso Señor, va traje a quien mandaste». Pero el labrador no vió a quien hablaba, v solo ovó una voz que le diio-¿Conoces a ese hombre que está haí derribado en tierra?-Bajó el labrador los ojos y vió en el suelo un hombre con vestiduras reales y en las manos un pebete encendido; y examinándolo de pies a cabeza dijo-«me parece que es nuestro Rey Motezuma». «Bien dices, contestó la voz: míralo cuan descuidado está de los muchos males que le aguardan, por las ofensas que a su Dios hahecho y demasiadas tiranias a los suyos. Ya es tiempo que las pague! Míralo cuan descuidado y sin sentido está; y para que mejor lo veas, quitale de las manos ese pehete y llégaselo al muslo». Temió el labrador; pero instado por la voz, se lo aplicó sin que el fuego moviese el cuerpo. La voz le dijo:-«asi duerme Motezuma: anda a despertarlo de su profundo sucño». - Entonces el águila volvió a ponerlo al campo de donde lo levantó; y en cumplimiento de aquel mandato fué el labrador a dar al Rey el aviso del triste suceso que les amenazaba: Oyóle Motezuma, y mirándose el muslo se lo alló quemado, que hasta entances no lo hahia sentido. Esto sucedió poco antes de la llegada de Cortés.

El lector podrá creer de eso lo que quisiere. Nosotros lo que creemos firmemente es, que Dios, el Sapremo Rei de Reves, tiene fijados los años de los imperios como los dias de los hombres; que cuando quiere que las naciones lleguen a su finpermite que sus principes desatinen como ébrios, (Job. 42 v. 23) los deja sin luz v en palpables tinichlas; les quita el espíritu de acierto (Psalm. 73 v. 43); reprueba sus consejos y los de los pueblos desconcertados (Psalm. 32 v. 10). El muda los tiempos y las edades, las épocas y los siglos, traslada los reinos y los imperios mas potentes de un pueblo, a otro pueblo (Dan. 2 v. 21) hasta borrarlos de la faz de la tierra. Con esas medidas de justicia o de permision divina, cree nos que se esplican mejor esos trastornos estrepitosos de las sociedades antiguas v modernas, que en vano se afanan por esplicarlos los políticos y los filósofos. Los Incas invadieron un imperio, avasallaron muchas naciones o tribus; v ellos a su vez fueron invadidos, avasallados, v cruelmente sacrificados.

# GAPÍTULO 25.

Etimolojia de Copacabana y sus idolos, con otros de Ilave.

Por la comida y la bebida se ha introducido el pecado ea el mundo, y por los escesos de la gula y de la embriaguez se propagó la idolatría. Esto fué mas ecsacto entre estos pobres indíjenas, que en el resto del paganismo. ¡Vicio asqueroso, que aun hasta ahora los domina y envilece demasiado!

Entre los ídolos hallados por acá, el mas célebre entre los Yunguyos, fué el de Copacabana, desenterrado despues por los

españoles, que lo encontraron junto con dos piedras grandes, llamada una Ticonipa y la otra Guacocho, ambas adoradas por los Yunguvos, que como jente pobre les ofrecian carneros y chicha; y si tenian algun oro o plata, lo reservaban para ofrecerlo, al sol o a la luna. Este ídolo Copacabana estaba en el mismo pueblo, por el lado de Tiquina. Pudiera haber estado cerca del panteon actual, donde hai varios asientos labrados en las piedras: él erade una piedra azul vistosa, v no tenia mas que la figura de una cara, como una cabeza de esfinje, sin pies ni manos. Estaba como mirando a Titicaca, como dios inferior que miraba al principal. Y quizas de esta postura se llamó el talídolo Copacabana; pues Copa suena como piedra preciosa, y cabana, derivada o suavizada de kaquana, significa lugar de donde se podrá ver; y juntando las dos voces, Copacabana, es lo mismo que piedra de donde se ve o se puede ver. Porque, en efecto lo que tiempo atrás veia desde esas peñas la idolatría, era la otra peña Titicaca: y hoi colocada acá la Imajen bendita de Maria, lo que se vé y se venera sobre esas piedras es la puerta del cielo, como desde las piedras de Bethel viera Jacob al Señor. Y si antes la jentilidad indíjena adulteró aqui con sus dioses de piedra, segun la espresion de Jeremias cap. 3: tambien se puede asegurar con el mismo Profeta, que Dios ha colocado sobre estas piedras, antes tan manchadas, el trono de su purísima Madre. Ponam thronum ejus super lápides istis, capítulo 43.

Fuera del ádolo Copacabana tenian los Yunguyos otro, que llamaban Copicati, cuyo nombre conserva el cerro donde estuyo, y
cuyos restos de gradería aun se ven. Tambien era de piedra de
una figura malisima y todo ensortijado de culebras, como la estátua de Laocoonte. Lo imploraban para las lluvias en tiempo seco. El P. Almeida hizo arrastrar ese ídolo al pueblo, y teniéndolo en la plaza cerca de mucha jente se vió deshacirse de él una
culebra cuya ocurrencia le sirviò al P. Cyra para avergonzarlos
de que hubiesen adorado a tan fea sabandija. El P. Almeida fué

antecesor del P. Montoro, en cuyo tiempo comenzó la santa Imajen a resplandecer en milagros.

A mas de estos ídolos, que eran como dioses comunes, habia otros innumerables; pues las cuarenta y dos naciones que formaban el pueblo, tenia cada una los suyos particulares. Los mismos que despues fueron destrozados y arrojados a la laguna por los Cristianos. Con razon otros interpretan Copacabana, tragadero de almas; pues con tanta idolatría no podia ser otra cosa.

Algo parecido al Copacati era otro ídolo que en 1619 encontró el P. Diego Garcia Cuadrado entre Juli e Ilave, era de piedra, de tres varas y media de alto, tenia dos rostros, como Jano; pero el uno era de varon y otro de mujer, con dos culebras que le subian de los pies, y en la corona un zapo muy grande en forma de tocado. Estaba en el cerro llamado Tucumú fronterizo a Titicaca: lo adoraban sobre una losa grande, como al dios de las comidas.

Al ir de Copacabana a Tiquina se pasaba por la angostura de Peaje, que despues se llamó S. Bartolomé y se le puso una Cruz, para hacer olvidar a los indios la mala costumbre que antes tuvieron de ir a ofrecer allí cuyes al demonio, que por eso se llamaba Guancuyis. Los hechizeros de Yunguyo y los indios Uros eran los mas fanáticos, haciendo creer que el demonio se les aparecia para sostener sus picardías. Preocupacion que al fin se ha desvanecido con el celo vijilante de los Padres Agustinos.

Entre las cosas notables de la Isla habia en un lugar llamado Choquepalta, unas casas bien labradas por el Inca, donde cuidaban los Gobernadores de recojer muchachos de diez a doce años, de las familias nobles, para que en tiempo de esterilidad, con los ayunos a que les obligaban, moviesen a compasion a los dioses, y les diesen buen temporal. Y en esos ayunos no se les daba cosa que hubiese llegado al fuego, sino maiz crudo y charque. Abstinencia que tambien les imponia el Inca cuando estaba en guerra, para obtener victoria. Por desarraigar antiguos abusos se trasladó a los indios de la Isla a este pueblo de Copacabana, permitiendo solamente que en Challapampa hubiese treinta casas, donde se recojen en tiempo de sementeras, y donde tienen una capilla dedicada a Santiago. Ahora ya está toda la Isla habitada y dividida en dos grandes fincas, que son Challa y Yumani, teniendo esta su capilla dedicada a S. Antonio de Padua.

Añadiremos que eran muchos los ídolos que estos indios tenian y los vanos ritos con que los adoraban; cuyos nombres omitimos por no molestar.

### CAPÍTULO 23.

Raro documento en favor de los hijos de D. Cristobal Inga.

Siquiera por via de apéndice y para que no se pierda, trasladaremos aquí una copia literal de dos provisiones reales de Carlos V. en favor de los hijos de D. Cristobal Vaca Topa Inga; cuyas ejecutorias se hallaron en poder de la Coya D.ª Maria Pillcoicsa, bisnieta de Guainacapac Inca, muerta en Copacabana el año 1617. La primera dice así—

« Don Carlos por la divina clemencia Emperador semper au« gusto, Rei de Alemania, D.ª Juana su madre y el mismo D. Car« los por la misma gracia Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon,
« de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de
« Toledo, de Valencia, de Galicia etc. Por cuanto por parte de
« Vos, D. Cristobal Vaca Topa Inga, hijo de Guainacapac, Cacique
« y Sr. principal, que fué en las Provincias del Perú, Nos ha
« sido fecha relacion, que siendo Vos soltero aveis abido muchos
« hijos e hijas naturales, en Indias solteras, no obligadas a matri« monio, ni relijion, y nos suplicasteis y pedisteis por merced,
« mandásemos lejitimar, y abilitar a dichos vuestros hijos, e hijas,
« para que pudiesen haber, y heredar todos y cualesquier bienes,
« que por Vos o por otras cualesquier personas les fueren dados

a v dejados, v encargados en cualquier manera, v los varones tener « v ser admitidos a cualesquier oficios Reales, y consejiles, y públia cos, que por Nos o por Vos, o otras cualesquier personas les sueren « dados v dejados, v encargados en cualquier manera, y gozar de las « honras y gracias, y mercedes, franquezas e inmunidades, que go-« zan los que son de lejitimo matrimonio, nacidos y procreados, « o como la nuestra merced fuese, y Nos acatando algunos buenos « servicios, que Nos habeis echo, y esperamos que Nos hareis de « aqui adelante, v por Vos hacer bien v merced, v tuvimoslo por « bien, y porque asi como nuestro mui santo Padre, tiene poder « de lejitimar y habilitar en lo espiritual, asi los Reves tenemos « poder de lejitimar v habilitar a los que no son de lejítimo ma-« trimonio nacidos, por ende, por la presente lejitimamos v hace-« mos ábiles v capaces, a los dichos vuestros hijos, e hijas, que « así al presente teneis, para que puedan aber y heredar todos « v cualesquier bienes, muebles, raices, semovientes, que por Vos « el dicho D. Cristobal Inca, en vuestra vida, o al tiempo de vues-« tro fin y muerte, por vuestro testamento v postrimera voluntad, « o por vuestra manda o donacion, o por otras cualesquier per-« sonas les fueren dados y dejados, y mandes en las nuestras In-« dias, v los hijos varones ser admitidos a todos v cualquier oficios « Reales o públicos etc. Dado en la Villa de Valladolid, a primero « del mes de abril de 1544 años.

En la otra los hace caballeros y les señala escudo de armas: dice asi:

« Don Carlos por la divina clemencia, Emperador de los Ro-« manos, Augusto Rei etc. Por cuanto Nos somos informados, « que Vos, D. Cristobal Topa Inga, hijo de Guainacapac, Señor na-« tural de las Provincias del Perú, nos abeis servido en lo que « se ha ofrecido, y Nos acatando lo susodicho, e a que sois fiel « vasallo nuestro, y buen Cristiano, porque Vos y vuestros des-« cendientes seais mas honrados, nuestra merced y voluntad es, « de os dar por armas un escudo fecho dos partes, que en la una a de ellas esté una águila negra, rampante en campo de óro, y a « los lades dos palmas verdes, y en la otra parte debajo un tiagre de su color, y encima del una borla colorada; que solía « tener por armas Atabalipa vuestro hermano, y a los lados del « dicho tigre dos culebras coronadas de oro en campo azul, v por « orla unas letras que digan AVE MARIA, y entre medias de las « dichas letras, ocho Cruces de oro de Hierusalem en campo colo-« rado, con perfiles de oro, y por timbre un hielmo cerrado, y « por divisa una águila negra rampante cón sus tres colores, y de-« pendencias a foliajes de azul y oro, como la nuestra merced « fuese, por ende, por la presente, queremos y mandamos, que « podais traer y tener por vuestras armas conocidas, las dichas « armas, de que desuso se hace mencion, en un escudo a tal « como este, según que aquí va figurado; las cuales Vos damos « por vuestras armas conocidas, y queremos y es nuestra voluntad, « que Vos y vuestros hijos, e descendientes dellos, las avais y « tengais, v podais tener v poner en vuestros reposteros v cosas, « v en los de cada uno, dellos, y en las otras partes y luga-« res, que por Vos y ellos quisieredes, y por bien tuvieredes, « v por esta nuestra carta o su traslado signado de escribano pú-« público. Encargamos al Ilustrísimo Príncipe, nuestro muy caro « y muy amado hijo, y nieto, y mandamos a los Prelados, Duques, « Marqueses, Condes, ricos omes, maestres de las Órdenes, Prio-« res, Comendadores y Subcomendadores, Alcaides de los Casti-« llos, y casas fuertes etc. destos dichos nuestros Reinos, y seño-« rios de las Indias, islas y tierra firme del mar Occeano, ansi « a los que agora son, como a los que serán de aquí adelante, « e a cada uno y cualesquiera dellos, en vuestros lugares y ju-« risdicciones, que sobre ellos fueredes requiridos, que Vos guar-« den y cumplan, y hagan guardar y cumplir, a Vos, e a los di-« chos vuestros hijos, v descendientes dellos la dicha merced que « ansi les hacemos de las dichas armas, que las ayan y tengan « por vuestras armas conocidas, y Vos las dexen como tales, y

« traer a vos, e a los dichos vuestros hijos y descendientes de-« llos, y de cada uno dellos etc. Dada en la Villa de Vallado-« lid a 9 de mayo de 4545 años».

Este D. Cristobal Vaca Topa Inca es aquel hijo de Guainacapac que, como se dijo en los capítulos 7 y 4, prestó obediencia con Ápuchalco Yupanque a Carlos quinto, y el que se casó con su hermana Virjen del sol: se llamó antes Paullo Topa Inca, y en la batalla de Chupas, donde destrozaron a Almagro, peleó al lado del Virrei Vaca de Castro, cuyo apellido tomó, y probablemente fué su ahijado de bautismo, antes del cual es que se habia casado con su hermana, de cuyo matrimonio hubo algunos hijos, y otros en otras indias, por eso muchos de Copacabana eran descendientes suyos; entre los que consta que fué Padre de D. Carlos Inga y abuelo de D. Melchor Inga, que murió en España; aunque su hijo principal acá fué D. Francisco Tito, del cual procedió la Coya Pillcoicsa, que tenia otros documentos aqui trascritos para los que fijan sus glorias en pergaminos.

#### CAPÍTULO 27.

Probable venida de un Cristiano a estas tierras.

Por no pecar de omision y por lo que pudiera servir, compendiaremos las razones que aduce el autor en apoyo de la antiquisima tradicion de estos naturales, y principalmente de los serranos que creen haber estado en estas rejiones antes de la conquista un discípulo del Salvador, a predicarles el Evanjelio. Presenta primero varios textos de la Escritura, principalmente de Isaias, de David, de Abacuc, de S. Pablo, del Evanjelio y de Ambrosio; e insistiendo en las palabras de Jesucristo a los Apóstoles—Euntes in mundum universum, predicate evangelium omni creaturæ, casi tiene por cierto haber venido acá alguno de ellos: asi como la Divina Providencia hizo que entre los hunnos y godos habitantes de un mundo entonces desconocido, la caida de sus

idolos les anunciase el nacimiento del Deseado de las jentes, cual los Anjeles se lo anunciaron a los Pastores de Judea y la estrella a los Magos. En confirmacion aduce el silencio de les oráculos, principalmente del de Delfos, que segun Suidas y Niceforo, no quiso contestar à las consultas de Octaviano augusto. Y concluye que, diciendo San Pablo-In omnem terram exivit sonus eorum, bien se puede creer lo que estos Indios aseguran, que antes se vió por acá un hombre nuevo y jamas visto, que obraba milagros; por lo cual le pusieron por nombre Tunupa, que quiere decir sabio y Señor: que por su predicacion fué perseguido y martirizado.

De creer es que este Varon evanjélico trabajaria lo posible en la conversion de estas tribus; mas viendo su poco fruto tracria su corazon muy angustiado, y orando como Elias, atribuiria a sus deméritos la obstinación de estos jentiles, que fastidiados de su predicacion lo quisieron apedrear en el asiento de Cacha, como a seis jornadas del Cuzco, camino del Collao, donde aun (segun deponen los naturales) se ven unas peñas abrasadas, dicen, que con fuego del cielo para castigar tal impiedad, con cuvo prodijio quedó libre el santo Varon, y pasando al Collao quiso ver el tan famoso adoratorio de los Collas en Titicaca. Y como el Señor le tendria alli aparejada la corona, le enviaria algun Anjel, que como a Abacuc, lo trasladase a aquel lago de leones mas fieros que los de Babilonia. Así es que mientras las fieras de estas salvajes serranías respetaron al Evanjelista, los hombres lo mataron.

Habiendose pues, reunido en el adoratorio de Titicaca muchos comarcanos, al hacer sus sacrificios al sol, vieron como bajar del cielo un honbre blanco y zarco, con traje parecido al de ellos. Algunos dias estuvo allí predicándoles el culto del verdadero Dios, Criador del universo; pero viendo su obstinacion tomó otro rumbo. Les reprendió asperamente su mal modo de vivir y bestiales costumbres. Como primero lo admiraron por su vida inculpable, y hasta lo llamaron Taapac, que quiere decir hijo del

Criador, lo tentaron con riquezas y halagos, que despreció; y luego le amenazaron que si no desistia de su doctrina y si no seguia sus ritos adorando el sol, lo sacrificarian. Pero siguiendo el su predicación con mas fervor, los indios se irritaron de tal suerte que lo empalaron cruelmente, atravesándole todo el cuerpo con una estaca de chonta, hecha de palma: palo de que usan en la guerra como arma mui ofensiva. Forma de martirio que han usado otras veces, como se viò con el santo Fr. Diego Ortiz, agustino, primer mártir del Evanjelio en estos paises, cuvo cuerpo está en San Agustin del Cuzco. Pero el cuerpo del sunto Misionero, martirizado en esta isla, lo pusieron sobre una balsa abandonándolo a la laguni. Y refieren los antiguos, que un recio viento lo llevó hasta tocar en tierra de Chacamarca; que la abrió con la proa, haciendo correr las aguas hácia al sud, formando asi el desagüadero, que antes dice que no lo habia; y por ese rio fué flotando hasta los Aullagas, donde se forma otra laguna que se sume; y alli quedó su venerable cuerpo, donde era tradicion que cada año brotaba una palma. Todo es posible a Dios, aunque no lo doi por indubitable: si bien he oido afirmar a indios ancianos de Copacabana, que en las peñas de la Isla quedaron impresas las plantas de Tunupa.

# CAPÍTULO 28.

Se trata de la Santa Cruz de Carabuco.

Ya que se ha tratado de este Discípulo de Jesus y luego, debemos tratar de Maria, no será de mas decir algo de la Cruz de Carabuco, que se cree sué plantada allí por el mismo. Dicha Cruz estuvo oculta algunos siglos, hasta que se descubrió por una riña entre los indios. Entre los Urinsayas, que son los naturales de un lugar, solia mandar el Juca indios de su confianza para amalgamarlos mejor en las costumbres del imperio y para velar sob e la sidelidad de los nuevos conquistados; a estos son

rasteros los llamaban Anansayas: dos parcialidades que se miraban con recelo y muchas veces venian a las manos, como judios y samaritanos. Unos v otros se habian reunido para celebrar una fiesta de Corpus, o mas bien su jentílico Intirayme, que aquel año coincidió con esa festividad católica: despues de la funcion fueron a embriagarse, como acostumbran, y en la embriaguez se dijeron recíprocos denuestos e injurias. Los Urinsavas dijeron a los Anansavas, que eran unos pobres advenedizos sin tierra ni patria propia, mendigos que ellos mantenian por piedad, y mil lindezas mas. Los Anansayas contestaron que eran unos emisaries imperiales, pero no idélatras ni hechizeros, como ellos, cuyos antepasados habian muerto un Santo, y quisieron quemar una Cruz que consigo traia, y que ellos tenian oculta por perversos. Supo esa alterca el Cura (lo era un Padre Sarmiento), y no paró hasta encontrar lo que en aquellos tiempos de fé pudo mirarse como una reliquia preciosa. Se encontro la Cruz dividida en tres partes, y una plancha de cobre que la ceñía. El celoso Sacerdote la armó con gran devocion y la colocó en una capilla, donde por muchos años fué frecuentada, cortando los devotos sus astillitas de aquel santo madero, como se sacan y veneran las partículas de la verdadera Cruz; hasta que pasando por allí el Reverendisimo S. D. Alonso Rumirez de Vergara, Obispo de Charcas (en cuvo tiempo la santa Imajen de Copacabana empezó a resplandecer en milagros) informado de su orijen, v haciendo las debidas averiguaciones, la tuvo por cosa santa y por Cruz de algun Discipulo del Salvader, y la mandò colocar decentemente, para que fuese venerada cual convenia. Despues, el mismo Ilustrísimo Vergara hizo un nuevo escrutinio, haciendo excavar tres estados el lugar donde se halló la Cruz, hasta que se encontró el tercer clavo, que se lo llevó a Chuquisaca; de donde, en su muerte lo tomó el licenciado Alonso Maldonado, Presidente de la real Audiencia de la Plata, y lo llevó consigo a España. Los otros dos están en

Carabuco, y son de la misma hechura que los de Jesucristo. Cuando se dividieron los Obispados, dividieron también esta santa Cruz,
ascrrándola por medio, de modo que salieron dos: la una quedó allí,
y la otra se llevó a la Catedral de Charcas. El Señor ha obrado
por ella muchas maravillas. Así fue hallada y venerada esa Cruz,
que los idios idólatras destrozaron en tres pedazos para quemarla
mejor; pero respetada por la hoguera, la enterraron cerca de la
laguna, para contentar a sus ídolos, que enmudecian a su presencia.

## SAPITULO 29.

Corroboracion de lo dicho sobre et Santo.

No mui distante de Carabuco se hallan tres piedras de forma triangular, donde dicen los indios que ataron al Santo y le dieron muchos azotes con ánimo de matarlo. Por los años de 1600 deseoso un Correjidor de que se aclarasen las cosas de este misterioso Varon, hizo comparecer ante si a un Cacique de Carabuco, llamado. Fernando, el cual, segun el aspecto y dicho de los que lo conocian, fué juzgado por hombre de 120 años, y llevado al pueblo de Ancoraimes, se le mandó declarase todo lo que a sus antepasados habia oido tocante al Sinto v su Cruz. Y declaró haber, oido que muchos años antes que a estas partes viniesen Cristianos, habian visto a un hombre de gran estatura blanco v zarco, vestido casi al modo de ellos, que predicaha d'indo voces que adorasen a un solo Dios, reprendiendo vicios; y que con unos indios que le seguian traia una Cruz, de la cual se asombraba el enemigo, que les incitiba a que lo matasen, y que de no hacerlo así se les seguirian danos en sus cosas, dejando él de dar sus oráculos: que por eso lo ataron a unas piedras y lo azotaron mui cruelmente. cuyo tormento [añadió haber oido a sus deudos] bajaban aves mui! vistosas a acompañarlo; las que juzgiba él ahora, que serian ánjeles mandados por Dios para consolarlo. Que tambien se tenia por cierto que el Santo llevaha consigo una pequeña cajuela, que segun noticias estaba escondida en uno de los cerros de Carabuco; y que dejando los indios al Santo atado, bajaron aves a desatarlo, y él tendiendo su manto sobre las aguas entróse a la laguna, dirijiéndose hácia Copacabana, y pasando por un totoral dejó hecha una senda que hasta hoi veneran los indios; porque dicen que la totora de ese callejon es mui dulce al gusto y útil para enfermedades. En su idioma la llaman Paquina o Sehego. Esta relacion se la dió al autor Diego Nuñez de Raya, hombre mayor, compañero y secretario de varios Yisitadores. Fides sit penes illum.

Otra tradicion. Cuando cavó ceniza en Arequipa y Camana, estaba un mavordomo en el valle cerca del puerto de Quilca, junto a un cerro, viò correr de lo alto como un rio de ceniza; y habiendo pasado esa corriente halló una túnica que no se pudo saher si era de lana o de algodon, parecia inconsutil y de color de tornasol; y conella dos zapatos o sandalias, como de badana blanca y de tres zuelas, cocidas con mucha curiosidad, de tamaño grande y con el sudor del pie. Ese hombre se fué a España llevándose la túnica v un zapato; el otro quedó en poder del P. Comendador de la Merced en Camaná; y en 1620 lo tenia Da. Maria de Valencia, esposa de Marcos Alvarez de Carmona; Señora de la Gualca de Carabeli, en un cofre de plata, cuvo contacto sano varios enfermos, principalmente al P. Juan Anjel de Rebolledo, Cura de Carabelí y de Atico. El año 16.19 vino a visitar este Santuario de Copacabana el P. Gaspar de Arrovo Rector del Colejio de la Compañía de Jesus de la Paz, acompañando con ótros Relijiosos al R. P. Provincial Diego. Alvarez de Paz; v ofreciéndose tratar de la Cruz de Carabuco, asegurò haber visto el zapato, cuvo olor y fragancia escedia cualquier otro. Por la que se respetaba como una reliquia de aquel Varon santo, que se dice moró una cueva cerca de Carabuco.

En la provincia de Chachapoyas, a cinco leguas de San Antonio de Conilap, a dos leguas del correjimiento de Chillaos, hai una losa grande de tres varas de alto y seis o siete de ancho; es blan-

ca y parece labrada: en ella están las estampas de dos pies juntos de catorce pulgadas cada uno, y delante de ellos hai dos cavidades, como de dos radillas. Al lado de estas señales está marcado un bordon de dos varas, con sus pudos. Noticioso de esto el santo Arzobispo de Lima, D. Toribio de Mogrobejo, fué a verlo, v se arrodillo dando gracias a Dios; cuya accionimitaron los de su comitiva; e informado de las tradiciones locales, crevó ser huellas del primitivo Evanjelizador, y quiso trasladar la piedra al pueblo de Conila; pero desistió asi como antes habia desistido el Gobernador de Guascarinca, Collatupa, que viendo la imposibilidad de mover aquella mole, mandó a los indios, como jentíl, que la adorasen al salir el sol. Y quizas por destruir esa antigua supersticion mandó el santo Prelado levantar una capilla que la cubriese con decencia. Hallose alli el Capitan Juan del Castillo Renjifo, teniente Jeneral de esta provincia de Omasuyos, Protector de indios en Chachapoyas v. sus provincias, persona fidedigna, en cuya veracidad descansa la relacion que se acaba de leer.

Igualmente en Calango, doctrina de los Padres Domínicos, se vé una gran losa, y en ella impresos los pies de un hombre de gran estatura, con una especie de caracteres de idioma desconocido, que creen los indios haber son el dedo en la peña aquel hombre apostólico, como en propos de la divina lei que les predicaba. Tambien el Virey D. Francisco Toledo, al visitar la sierra, vió en el Collao otra losa, en que estaba esculpida la figura de un hombre de grave aspecto con una especie de sombrero en la cabeza; cuya figura le dijeron que era de un hombre antigüo; y como antes no habia tanta noticia de este Varon relijioso, temió que fuese algun resto de idolatria, y lo mandó deshacer.

El nombre de este santo Personaje se ignora; pero he oido a personas curiosas, que vino a estas partes del Perú por el Brasil, Paraguai y Tucuman: y el Illmo. D. Lorenzo de Grado, Obispo antes del Paraguai y actual del Cuzco, pasando el año 4619 por este Santuario de Copacabana, dijo: que en todo aquel Obispado hai

grandes barruntos de haber pasado por él uno de los discípulos del Redentor. De donde se dice, haber pasado a Chachapoyas, de allí a los valles de Trujillo, despues a los de Cañete, donde está Calango, y últimamente al Collao y Titicaca, dende dió glorioso fin, como se ha dicho.

CAPITULO 30.

Ratificacion sobre el Santo y la Cruz.

La falta de letras en los indios ha causado un lastimoso estrago en las cosas de su antigüedad; pues si bien usaban de unos hilos o cordeles de varios colores, flamados Quipus, donde con ciertos nudos significaban algunas noticias o hechos; con todo, eran de tan difícil entender, que los mas diestros se dan muchas veces por vencidos en la interpretacion de sus cuentas. La tradicion ademas es corta v vaga entre estos idiotas, como bien lo fuera en todos los pueblos que han carecido del arte admirable de la escritura: porque los varios acontecimientos de distintas épocas y especies, es casi imposible los retenga integros la memoria de un hombre, para poderlos trasmitir a la posteridad sin menoscabo: eso es, sino se los trasmiten adulterados por la ignorancia o mala fé de los relatores de hechos tan remotos, cuva verificación no puede hacerse con ninguna clase de documentos públicos. Solo algun acontecimiento mui singular podrá trasmitirse de una jeneracion a otra, aunque con alguna variedad en las circunstancias: v así juzgo sobre la venida de ese Santo a estas, rejiones; porque, a no ser tan admirable y de tanto ruido, ni noticia quedara de él, mientras que ahora la hai en diferentes partes.

Así es que el año 1599 D. Cristobal Muñoz Cebada se informó de un indio anciano, que declaró sabia por sus antepasados, que lo tenian por cosa asentada, que al distrito de Sicasica habia ido un Varon venerable en la presencia, grande de estatura, de barba crecida, blanco y zarco, que predicaba una ley como la que ahora

tienen los Criastianos, comprobando su doctrina con milagros; y se esforzo mucho en persuadir a los indios que edificasen una capilla al Dios verdadero. Para verificarlo juntaron mucho icha o paja, en la que solia dormir el Santo: mas una noche se les presentó el enemigo repreudiéndoles terriblemente la facilidad con que habian creido a na hombre advenedizo; les mandó parar la obra y pegar fuego a la paja. Hiciéronlo así los indios, y ardiendo el ichn con grandisima faceza, salio el Santo del incendio paso a paso sin lesion ni sobresalto alguno, con gran asombro de los bárbaros, que luego quedaron mui confusos y arrepentidos. Contó mas el indio; que, despues de este milagro, yendo el Predicador con indios a otras rancherias, disipó con sus oraciones una terrible tormenta. Pero ni esos prodijios impidieron que lo aborreciesen los naturales, por el celo con que les reprendia sus lúbricos vicios, y habiendo convertido a solo seis, se los llevó consigo a Carabuco, donde los martirizaron. El Santo les increpó esa crueldad con sus discipulos, v entonces atándolo de pies y manos to amarraron en una balsa que impelieron a la laguna; y que vieron a una Señora mui hermosa, que puesta sobre la frajil chalupa, dirijia su rumbo. Sorprendidos los indios de tal maravilla y descoses de ver sa fin, iban signiéndola con sus balsas; y vieron que el Santo y la Señora pasaron el desaguadero, y nunca mas los torgaron a ver. Y ademas era tradicion muy recibida entre los indijenas, que en otra ocasion el santo Misionero atravesó la laguna y fué a Puno, donde predicó a la gente que hallo reunida en una gran fiesta. Estuvo alli algunos dias en una cueva, que hasta hoi la llaman del Santo. En Carabuco tenia cerca de su choza una fuente, venerada por los comarcanos por sus maravillosos efectos. Esto depuso aquel indio v otros compañeros suvos, asegurando que asi lo habian recibido de sus mavores.

Todas esas deposiciones diferentes dan a la venida de un antigüo Evanjelista tal grado de certeza, que ya no puede negarse sin temeridad. Lo cierto es que la santa Cruz de Carabuco dejada por el, ha obrado muchos milagros, principalmente contra rayos, maleficios y varias enfermedades. Por eso los indios llevan siempre su Crucesita de palo parceida a aquella, y en Copacabana las cambian en sartitas juntamente con el romero, que hacen bendecir. Nótese que Carabuco fué antigüamente una de las repúblicas o tribus mas poderosa del lago, mas tenáz en sus idolatrías y barbarie: por eso el Inca exterminó su soberbia con la muerte de casi todos; sino es que ese sangriento estrago fuese como un castigo de Dios, por haber martirizado al primer anunciador de la fé. Pero basta de digresion, y entremos de una vez a nuestro Copacabana.

#### FIN DE LA PRIMERA PARTE.







Laguna de Titleaca

Parte del Perú

Lado de Balivi

# SECUNDA PARTE.

HISTORIA DE NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA,

## CAPITULO 1.

Dignacion divina en elejir este lugar para Santuario.

Un pueblo que andaha en tinieblas vió, una luz mui grande, dijo Isaias de cierto pueblo del jentilismo; pero a ninguno pueden aplicarse sus palabras mas adecuadamente que a este de Copacabana; pues aquí, donde antes la inmunda indolatria tenja las almas
sumerjidas en la mas fea obscuridad, porque ¿habia acaso en otra
parte tinieblas mas negras que las de Copacabana? ¿soñó el mundo mayores vicios? ¿inventó la malicia atrocidades mayores que las
de los sacrificios de esta bárbara jente? ¿cuándo vió Venus en sus
torpes palacios y lascivos hos ques torpezas como las suyas? Y sin
embargo, aquí, en esa sentina de fétida abominacion, es donde
ahora por la misericordia de Dios brilla mejor que la luna, que la
radiante aurora, que el mismo sol, la Reina de las. Vírjenes, la refuljente estrella de Jacob para la tierra y la que en los cielos hizo salir una luz indeficiente. Y aquí, entre esas impuras breñas,
sentó su trono.

Antes que tal favor Dios nos hiciera, tu vo este pueblo por Patrona y titular de su primera Iglesia a la gloriosa Abuela del Salvador, Santa Ana, lo que ya fué para el Señor, un confpromiso para darnos luego a su immacu'ada Madre, cuya venida y milagros

irémos refiriendo como mejor Dios nos inspire. Porque, movido por la devoción a Maria, es que voi a tratar con todo el rigor de la verdad que pile el asunto, la santa historia de esta tan milagrosa Imajen suya.

#### CAPITULO 2.

Orijen de la santa Imajen: oposicion.

El pueblo prevaricador de Israel experimentó las hambres, las pestes, las guerras, la esclavitud v los mas terribles azotes de la justicia divina, hasta que completó su malicia y le fué perdonanada su iniquidad. Quoniam completa est malitia ejus, dimissa est iniquitas illius Isai. c. 40 v. 2). Y añade el Profeta, para manifestar mejor la soberana elemencia-Et revelubitur gioria Domini. Pues así, cuando las iniquidades del Perú mas clamaban al ciclo, debiendo esperar su destruccion; pues los recien llegados Conquistadores se encenegaban, en la lascivia, en el harto, en toda injusticia, y los naturales recien convertidos confundian, y manchaban la fé con la idolatria, seguian sus nefandas antigüedades, contra Dios y contra naturaleza; de modo que la tierra temblaba, como quien, no podia sustentar el peso de tantos y tan aíroces delitos; entonces, cuando la majicia humana se desahagaha can mas desenfreno, abriendo la tierra mil bocas para quejarse da tantas fealdades con que la envilecian sus habitadores, entonces es cuando se le revela la gloria del Señor y el poder de su dulcísima Madre a esta tierra de los Incas, llamada a la participación de la herencia celeste, aun cuando tuvo que pasar por las rudas pruebas del coloniaje.

Luego de conquistado, el Perú comenzó. Maria a dar muestras de su protección en el valle de Pacasmayo, como a treinta leguas de Trujillo y diez de la villa de Saña, por medio de una Imajen suva traida desde España por un vecino llamado Francisco Perez Lascano, a imitación de la de Guadalupa. Y dió allí la Vírjen tan claras y manifiestas señales de su patrocinio, que el asiento tomó

por nombre el de su Patrona, dejando el antigüo de Pacasmayo. Esta santa Imajen de la Guadalupe peruana estuvo en poder de los Padres Agustinos, como tambien lo estuvo luego esta de Copacabana, cuvo orijen es el siguiente.

Siendo los meses de enero y febrero los mas temidos del año, porque sus heladas solian arruinar las sementeras, que en esa estacion están en flor, estaban los indios affijidísimos con la hambre y demas calamidades que siguen a la carestia. Apurados con el conflicto, acudieron a Dios, implorando su piedad por conducto desu santísima Madre. Reunidos los Anansavas se decidieron por la abvocacion de Candelaria o de la Purificación, por venir esa fiesta de la Virjon en la precisa época mas temida de los hielos, consagrándose ellos en una cofradía a honor de nuestra Señora. Mas esta resolución sué contradicha por los-Urinsayas, alegando que en eso debia votar todo el pueblo, y que ellos pensaban fundar una capilla y cofradía. de S. Sebastian; que no podia haber dos cofrathis en lugar de jente tan pobre y mal avenida. Esta desavenenela, que aun para cosas frívolas es casi innata en la jente de Copacabana por ser de tan diferentes naciones, impidió que entonces se verificase el piadoso provecto. Pero, de en medio de esa reverta: popular salióse callado para Potosi el devoto y rústico emprendedor, cual se salió el balbuciente Moisés de Egipto a Madian, en cuvo Oreb recibir debia su mision y su vara portentosa. Pues habiéndosele ofrecido a D. Alonso Viracocha Inca Gobernador de los Anansavas, ir a aquella ciudad imperial, encontró en ella a su deudo D. Francisco Tito Yupanque, y trataron de su deseada cofradia de Candelaria, de lo que debian hacer para llevarla a efecto, a pesar de la repugnancia de parte de los Urinsayas.

#### CAPITULO 3.

Ensayos de Yupanque, repulsa del Obispo, venida a la Paz.

Si esta es obra de los hombres, se caerá por si misma, dije Gamaliel; pero si es de Dios no podreis vosotros destruirla. Esas palabras inspiradas parecen dichas, al santo intento de Yupanque; pues Dios le hizo vencer tantas dificultades contra el dictamen de los honsbres, que al fin lo hizo salir airoso con la santa Effije de Maria. Quiso aquí mismo ensavar primero su habilidad; pero le salió tan tosca su primera Imajen de barro, que habiendosela permitido en el altar por algun tiempo, despues se la sacaron con desaire: y esto lo decidió a irse a Potosí para aprender a hacer un bulto que ocupaha toda la ambicion de su alma, haciendo promesa de no desistir hasta lograrlo, empeñando la benignidad de Maria con fervientes oraciones y ayunos, pidiéndole acierto y gracia en su hechura. Con este afan se andaba el pobre escultor buscando por todas las Iglesias una Imajen de la Candelaria, que pudiese servirle de modelo. Fijóse con suma atencion en una que le mostraron en Santo Domingo, v crevendo habérsela impreso en su mente, fué a comenzar su obra el dia 4 de junio de 1382. Ya la tenia algo, adelantada cuando llegaron a Potosí D. Alonso Viracocha Inca y D. Pablo su hermano; quienes luego que vieron el bulto algo mas regular, trataron por segunda vez de pedir licencia al Sr. Obispo de la Plata para fundar la deseada cofradía. Indicaron la demanda a un familiar suvo, que los desanimó, diciéndoles que el Obispo su Señor no daba tales licencias sino con mucha dificultad, y que si no tenian rentas para la fundacion desistiesen de su cofradía: todo por sacarles algo. No ha sido Giezi solo el único criado colicioso; y ojalá que como a él les saliese la lepra a la caraf Turbados v casi desanimados con tal contestacion se vieron los pretendientes, por hallarse escasos y distantes de su patria; pero el Señor les proporcionò un celoso Sacerdote que les puso su peticion en regla. Con ella marchó D. Francisco, llevando idemas un lienzo de su mano para obtener tambien licencia de pintar imájenes de la Virjen: lo que le salió al reves, porque el Obispo y cuantos vieron el cuadro, se lo ridiculizaron basante, y no faltó quien ultrajase al inocente pintor, aconsejan-Die que dejase aquel arte para manos mas finas. En gran consMicto lo pusieron tales baldones; pero su devoto pecho no desmayó, antes se sentia mas inflamado. Renovó su promesa, sus ayunos, sus oraciones y sus humildes suspiros, rogando con tágrimas al Señor que no desechase su empresa por ser de indio rudo, puesto que su Majestad no era aceptador de personas, y ante sus divinos ojos tanto valia un indio como un español, lo mismo un judío que un jentíl, un griego que un romano. Las fervorosas súplicas y encendidas lágrimas de Yupanque tocaron el corazon de Dios, a quien siempre agradó la oracion de los humildes, escojiéndolos para cosas grandes, con preferencia a los sábios engreidos y poderosos soberbios.

Y así, aunque desengañado de su poca destreza por las humimillantes befas de los hombres, puso Tito toda su confianza en Dios, v se volvio a Potosí a insistir en su bulto. D. Alonso y D. Pablo quedaron en la Plata para proseguir su peticion sobre la cofradia y otros asuntos que tenian pendientes en la real Audiencia, y que los detuvieron allí algunos meses. Entre tanto D. Francisco, despues de varios ensayos, pruebas y retoques estaba adelantando su querida Imajen, cuando se resolvio ir a perfeccionarla a la Paz. Buscó pues algunos compañeros de su Copacabana, que estarian allí por las mitas, y cargando la inconclusa Efijie mui tapada, se marchó de Potosi con mil cuidados y sobresaltos, porque no sabia en qué pararian sus piadosos afanes. Muchos regresabau entonces de aquel fabuloso mineral, cargados de plata; pero él regresaba pobre con una obra que solo le habia proporcionado pesares; y el mas sensible sue el desacato de un hombre inconsiderado. Pues habiendo llegado ya de noche al pueblo de Ayoayo, pusieron la envuelta Imajen en el zaguan del Cabildo, donde casualmente estaba entonces alojado un Correjidor de la Recaja, que entrándose a recojer y viendo un bulto en una especie de parihuela, crevó que era un muerto, y le dió un puntapie, riñiendo a los indios ásperamente. Estos le decian que no era un muerto, sino efijie de la Mamita: pero como él no los entendia, les repetia con mas cólera que botasen

eso de allí. A ese rato llegó D. Diego Churatupa, uno de los compañeros que se habia atrasado, y le dijo en castellano lo que era el bulto. Corrido y asustado el Correjidor mandó traer luz para cerciorarse de la verdad; y al descubrir la Imajen, viéndola devotísima, se postró de rodillas, la adoró conmovido, y para reparar el ultraje que sin saber habia cometido, mandó ponerla aquella noche en lugar decente, pidiéndoles perdon y dándoles mil satisfacciones. Por la siguiente mañana siguieron su camino.

Con esa ocurrencia iba el pobre escultor caminando pensativo, sin atinar en qué pararia su empresa: mucho recelaba que todo fracasaria. Y solo se reanimaba su corazon confiando en Dios y en su santísima Madre, cuya gloria solamente lo movia. Encomendándose pues, a ellos con nuevo fervor prosiguió su viaje, y llegó a Chuquiago, la Paz. Supo que en esa ciudad habia un español que doraba el retablo de la Iglesia de nuestro Padre San Francisco, y fué a verlo, poniéndose a su servicio sin mas paga que su aprendizaje en el arte, como lo hizo en Potosí con el maestro de escultura. Cuando va tuvo confianza con el dorador le habló de su Imajen, suplicándole pue se la viese y le avisase el oro que se necesitaria para dorarla y dejarla perfecta. Accedió el maestro, prometiéndole que al dia signiente, por ser fiesta, iria a su casa: promesa que contentó mucho al devote aprendiz, esperando que ahora acabaria de una vez su querida Efijie. Pero al desenvolverla para tenerla pronta cuando llegase el dorador, la cacontró mui descompuesta y maltratada, sin poder adivinar la causa de este malogro, que ya otras veces tambien habia sufrido en Potosí. Grande fué el pesar que con eso sintió el devoto indio; y casi estavo tentado de abandonar una obra que tantos sinsabores le ocasionaba; pero su confianza en Dios y las instancias del dorador lo animaron a continuarla. Y así trabajó en ella otros tres meses para reponerla en su primer estado. Quizá ya le iria de punto su constancia, por no volver a su pueblo sin llevar perfecta su obra, y no esponerse a la befa de sus paisanos antagonistas, que hubiesen renovado los sarcasmos y sátiras de ta Plata.

#### CAPITULO 4.

Conclusion de la santa Imajen, su tamaño y figura.

Sensible es que en este lugar falte casi todo el capítulo cuarto y como la mitad del quinto: y nos veamos precisados a suplirtos del mejor modo posible.

La devota porfia de Yupanque lo iba sacando maestro en la hechura de su idolatrada Candelaria. Esa ocupación era su comida y su bebida, su sueño y su encanto, y el Señor parece que comunicaba a sus potencias y sentidos la viveza y habilidad que su tosca rudeza le negára. Y no se crea gratuita esta suposicion; pues sin la asistencia divina imposible era que de manos tan incapaces, que tantos desengaños tenian de su impericia, que tantos bochernos le habian hecho sufrir en sus ensavos mas parecidos a monos que a imajenes; imposible era que de ellas saliese una Efijie que reune la mas devota belleza a la majestad mas imponente, cuyos ojos y facciones, al par que infunden respeto, conmueven el alma, hacen palpitar el corazon de cuantos la miran, arrancan dulces lágrimas de los devotos y ablandan los endurecidos pechos de los mismos incrédulos. Los que han tenido la dicha de visitarla y verla, habrán experimentado estos efectos; y han visto y son testigos de que su augusta presencia asombra a cuantos la mirao, y no hay quien no llore a sus plantas. Se siente la atraccion de ese divino iman, aunque pocos sabea esplicar las dulces y conmoventes impresiones que a todos causa su rostro maternal. Siendo de notar que, sin ser de vidrio sus ojos, son tan hermosos que no se dejan mirar, y ellos parece que le miran a cada uno lo mas secreto de su corazon. El niño de sus brazos tiene una espresion tan tierna y una fisonomía tan risueña, que invita al mas santo amor.

Y no debemos estrañar que el enamorado Yupanque al ver ambas efijies tan lindas, se extasiase de gozo, besandolas respe-

tuosamente, y delirase con mas puros trasportes que Fidias con su Minerva y su Júpiter de marfil. El gozo de su buen éxito no le cabia en su pecho, y quiso comunicar su dicha a un santo relijioso franciscano, llamado P. Francisco Navarrete, que habiéndose enamorado a primera vista de esta aun inconclusa Imajen de la mas pura de las Virjines, quiso que se la llevasen a su celda, para que se concluyese y dorase con mas esmero; o mas bien, para recrear su alma con la continua presencia de tan de voto simulacro de Maria, de la cual no apartaba los ojos, pareciéndole cada vez mas hermosa. Ese contento del santo Relijioso empezó a divulgar la voz de la perfeccion con que iba saliendo la Virjen; y la fama o quizás algun recado llegó hasta Copacabana, cuvo Cura Montoro sué a informarse por sus ojos de lo que se decia, y que él no acaba de creer, pues sabia cuanta era la rudeza del ferveroso Tito. Mas, al verla no pudo menos de persuadirse que el dedo de Dios andaba entre las manos del escultor; y gozoso de ver tal maravilla regresó a Copacabana, cuyos Urinsavas, a pesar de la aseveracion de su Parroco se obstinaban en no recibir tal Virjen, sin mas razon que el ser trabajada por el inexperto Yupanque.

Y mientras en el pueblo los partidos se encontraban, el humilde nieto de los Incas concluia felizmente el dorado con las lecciones del maestro y con los fervorosos alientos del P. Navarrete. Al fin la Imájen se acabó; y a vista de peritos no solo se dió por concluida y perfecta, sino por digna de toda veneracion sobre otras muchas Imájenes de la santísima Virjen. Con esa declaracion quedó Yupanque mas satisfecho que si le hubiesen presentado la borla imperial de sus abuelos: se deshacia en dar gracias a Dios, que lo compensaba ahora tan colmadamente de sus primeros desaires y amarguras; aunque todavia le faltaba la última contradiccion.

El bulto de esta santa Imajen es de maguey bien estucado, con pasta mui compacta, que la hace parecer de madera: esta

dorada to la ella, menos las manos y la cara. Sobre el dorado tiene sus colores floreados y rayados con curiosidad, para figurarla con manto, túnica y toca de lama o de tisú: cuya clase de labor parece que los doradores lo llaman esgrafiado. La Imajen descansa y está unida a un pedestal cuadrado, de cinco pulgadas de alto; así es que toda ella tiene como cinco, cuartas desde el pie del pelestal hasta la cabeza de la Virjen. Su manto lo tiene muy recojido y pegado al cuerpo, y no ensanchado como el que se le sobrepone de lama o brocato para mayor adorno.

## CAPITULO 5.

Marcha y llegala de la santa Imajen a Copacabana.

De creer es que el venerable animador de Yupanque, al ver perfeccionada la Imajen, se la bendijese y celebrase su misa, por tener el gust) de ser el primero en aderarla y tributarle el culto, que despues debian darle todos los pueblos de esta América. El Cura Montoro volvió a la Paz a disponer la conduccion de la Patrona de sa Parroquia, combinando el modo de solemnizar su llegada con D. Jerónimo, Marañon, Correjidor entonces de la Provincia, que tuvo mucho empeño en el buen éxito de la empresa; y habiendo dado las disposiciones convenientes se marchó, para Achacache. El Cura quedó, para acompañar a su Reina, que Tito eargó primer, hasta que rendilo ya lo relevaron otros, llevándola de cuatro en cuatro, o de dos en dos, mas gozosos que los esploradores man lados por Moises cargaron el racimo de la tierra prometida. Pero tuvieron que pararse en Tiquina, sin ser la casa de Obededon; porque esta Virjen portentosa, cual la Arca santa, no debia llegar de galpe al reclinatorio que le dispuso el Rei pastor. La causa de esa detencion fué la oposicion de los Urinsavas: para convencerlos dejó el Cura su santa prenda y se alelantó a Copacabana. Pero, toda su persuacion no bacia mas que numentar el capricho de los opositores, cuya indefinible porfia en

no recibir a la Virjen va ravaba en impía temeridad: de tal modo, que el celoso Párroco y el amartelado Yupanque viéndose contrariados tan audazmente, se callaron sin atreverse a ordenar que trajesen a la Virjen, temiendo va que iban a fracazar en el puerto, si Dios no doblára a buen sentir aquellos espíritus frenéticos. Y asi fué, siendo el instrumento de ese cambio el Sr. Marañon, que queriendo celebrar la fiesta de Candelaria con la nueva Imajen, llegó su antevispera a Tiquina, donde supo que aun estaba la Virjen por la obstinada rebeldia de los Urinsayas. Indignóse de tantaceguedad, mandó colocar la bendita Imajen en la capilla erizándosele los cabellos al considerar estos desacatos; pues unos la rechazaban v otros la tenian alli arrinconada en un cortijo, cual los crucles Betlemitas la arrinconaron cuando vivia en la cueva del portal. Al amanecer el dia siguiente marchó lijero, pues va erala vispera, y queria a todo transe solemnizar la fiesta con la nueva efijie. Llegó a Copacabana enojado y resuelto a hacer un escarmiento ejemplar si se oponian a su proyecto. Reunió la jente, afeóles su temeridad, v mandó al Cacique con rigor, que fueseu inmediatamente los indíos necesarios para traerla, encargándoles la lijereza; pues al dia siguiente sin falta debian entrarla en procesion v decirle su primera misa.

Esta airada firmeza del Correjidor pudo mas que las exhortaciones del Cura: se aprestaron luego diez indios, que por la tarde marcharon a cumplir la órden, mientras el pueblo se preparaba a recibir a su santa Madre; y el Cura y el Correjidor y los Yupanques disponian la anda con que la querian entrar victoriosa. Pero admira, cómo habiendo los indios salido de acá al pornerse el sol, pudieron llegar a Tíquina antes que la jente durmiese, habiendo siete leguas de camino nada llano. Su buena voluntad los hizo volar, si es que no los llevaba Dios, pues que a su amada Madre iban a traer ellos, o ella quiso venirse a estos parecidos cerros de Judea con la lijera prontitud que la llevò a la dichosa casa de Isabel: cum festinatione. En la misma hora que llegaron

compusieron la anda, previnieron lo de mas para la marcha y descansaron un rato. Poco antes del alba salieron gozosos de Tiquina, jy cosa rara! apenas habia salido el sol, cuando ya estaban en los cerros de Guacuvo. Al ver Copacabana desde el alto, cual si su Madre les infundiera la voz de los hijos del Zebedeo. empezaron a gritar con tal aliento y alegria que los cerros retumbaban y se conmovian, como si brincar quisieran de regocijo cual tiernos corderillos al pasar su celestial Pastora-Montes exultaverunt ut arietes, et colles sicut aqui ovium. Los collados v colinas comunicaron al pueblo esos ecos placenteros, que repetidos sin cesar penetraron los corazones de todos; y todos llenos del mas santo entusiasmo salieron apresurados a recibir a su Reina: no fueron los últimos el Cura y el Correjidor, a quienes los estrepitosos bailes y el tropel ocacionado por verla, apenas dejaban accecar a la anda provisional, hecha en Tiquina, para coloearla en la mis decente que ellos acababan de componer. Mientras la colocaban, el ruido de los bailes con sus bombos y flautas, el alborozo inentendible e inarreglable de los inmediatos a ella, los gritos impacientes de la multitud por ver pronto a la santa Imajen, v el gozo de todos aumentaba la confusion. Al fin, arreglado todo, se levanta la anda, se descubre la Virjen mas bella que Judit al entrar en Betulia; la inciensa el Cura conmovido, v al entonar el Ave maris Stella, los sollozos sofocaron su voz: no hubo cantor que pudiese continuar, y el pueblo todo, despues de un rato de sublime silencio, rompió en lágrimas queriendo cantar el Ave Maria, la Salve, el Bendito y cuanto les venia a las mientes en loor de Maria; formando todos esos cantos y Hantos interrumpidos y desicordes una de aquellas sagradas confusiones. de los pueblos, que se deben respetar, y cuyos solemnes transportes de entusiasmo nadie es capaz de describir. En medio, pues, de ese alborozado tumulto, que no era procesion, pero sí una ovacion triunfal, iba marchando la Virjen, poniéndose cada instante mas radiante y hermosa, como una Reina que ostenta su belleza y anima su semblante al entrar en sus dominios y al recibir desde su carroza las albricias de sus súbditos. Ellos no tendieron alfrombras de Persia a su paso; pero sí derramaron mistura de cantutas y de las flores que pudieron recojer en aquel in tante, mezcladas con lágrimas, sinceras de veneracion y amor; pues al momento que la vieron todos quedaron cautivos de su beldad v la consagraron sus corazones, conociendo va que al darles Dios esa preciosa Imajen de su Madre, les daba todos los bienes; mucho mas, cuando vieron su primer milagro obrado en favor de su mas decidido, devoto. El mismo tropel hizo caer la cruz del guion sobre la descubierta cabeza del Señor Marañon, que siendo de bronce pesado, como de pueblo pobre, todos creveron que se la habia partido; pero, se asombraron al ver que ni lo lastimó, ni le hizo la mas lijera contusion. Eso, avivo, la fé de aquel jentí) bastinte conmovido ya, haciendo que las aclamaciones llegaran hasta al ciclo al entrar la Virjen en su Iglesia, y al colocarla sobre el altar para cantarle su primera misa, en la que mas se oyeron los suspiros de los corazones que las voces de los músicos.

Así fué instalada la milagrosa Virjen de Copacibana, en su enton es pobre Iglesia, el dia dos de febrero del año mil quinientos ochenta y tres. Dia memorando, que forma la época mas
gloriosa de los arules de este pueblo de adquisición, cuyo devoto,
umor no se puede encarecer. No quedó, uno que depaso de asentarse en la Cofradía, empezando, el Cura, el Correjidor, Yupanque y sus deudos, los decididos Anansayas, y hista los mismos.
Urinsayas que con muestras de fervor quisieron borrar el recuerdo de su necia terquedad; los padientes se esmeraron en jenerosas limesnas. Luego vino también el P. Diego Torres Rectorde la Comanía de Jesus de Juli, asentándose por Cofrades todos los individuos de su Comunidad, comprometióndose con una
misa ano d, promesa que guardaron hasta su extinsión, habiendo sido
los mas celosos promovedores de los cuitos de esta soberana Rema.

## CAPITULO 6.

Documento original del escultor Yupanque.

La severa historia siempre necesita ataviarse con las galas sencillas de los documentos orijinales, por pobres que ellos patezcan. Así es que, en confirmacion de lo dicho hasta aquí, he querido copiar fiel y literalmente una tosca relacion escrita por el mismo indio Escultor, que me entregó su hermano cuando buscaba yo documentos para mi relato. El habia muerto en olor de santidad a la sombra de esta su amadísima Madre; y la gratitud popular ha recordado su preciosa muerte, pintándola en la base de la columna del arco toral. El lector perdonará su mala ortografia, compensada por la santa simplicidad y llaneza del escritor: y como su escrito es el principal documento de esta historia, debe conservarse inalterable. Dice así:

«El primer vez que lo impezabamos D. Felipe de Lion me « hirmano con mego on hechora del Vergen di barro, di on bara « di grande, en tiempo de on patre Quelrrigo, llamado Antonio di « Almeda, que mi lo dejo poneldo in el Altar in donde lo estaba, « mas que su año con medio, v despues lo vino otro Patre llama-« do Bachiller Moatoro, que lo vendo esto mi hechora, que no « ista mejor de bueno, que me lo saque mala mala para vos, y « me lo sacaron in el Sacristia, y dispueis disto nos afligibamos « y lo hablabamos yo con mi hermano, que nos lo fuiramos a « Potosi, para que nos pusiera con nustro hirmamo Don Alonso de « Viracocha-Ynca in el oficio de intallado, para que lo apren-« diremos mucho bien, y dispois de cuando que nos fuemos, in-« contramos a Don Alonso Viracocha-Ynca me hirmano, se holgó « di mirarme, vo lo deje, como lo fué diaque moinado del sorte, « que echaba mi obra el Patre, y le contré el inojamento, lo a dijera me lo posiera al oficial di entallado, mas que bueno melo « enseñ ira par la entalladora, v me lo dejo, que mucho in hera

« de bueno, v nos fuemos andando, v me lo llevó in la casa de « on Mastro que lo Hamaban Dego de Ortez, y me lo dijaron para eque lo aprendiera di aprendez. Dispois de cuando lo sabiba-« mos on poco di algo di intalladora, mi lo fui a dondi istaba « con il mi hirmano Don Alonso Viracocha-Ynca, v dispois disto « lo dejo, que lo es oficio facil, que yo lo intiendo, que lo im-«pizaria on hechora del Vergen, y lo dejo me hirmano que mocho « in hora di bueno, v qui fueramos todos los natorales a ver los « hechoras del Vergen para sacallo di alli pareciendo bueno, y « lo andubimos mirando los Eclesias ono para ono, y dispois acer-« tabamos in la Ielisia dil Santo Domengo, y con ona hechora « dista Verjen dil propia sorte dil ropaje y dil Neño, y de so « grandora con so candela, y dil misma manera li traemos, e dis-« pois lo tornamos a hacer otra vez y se tornaba a quebrar, e « otra vez lo haceamos, e asi se hacia mas de tres o coatro ve-« ces, v asi nos pesaba mocho, vo lo rogaba a Dios con el Ver-« gen, v nos encomendabamos para que esta hechora se saliese « bueno, lo mandé decer on Mesa de Santisima Trinidad, para « que se sallese bueno esta hechora.

« E dispois disto lo trabajamos con lienso, e dispois lo saca « mos y llevé al Mastro Dego di Ortez para que lo merara si lo « ibi puero o melo, pura que melo dejera si lo tenia falta, o mal he-« chora, y me lo dejo, vendo el bolto, que lo era bueno, y me lo « dejo que lo aprendia mocho de bien, no me lo dejo mas, e yo lo lle-« vé en casa de los Pentores, para saber que me lo decen los Pen-« tores, y luego me lo dejeron los Pentores, que esta mejorado e « que era mal hecho, e otros los dejeron que era bien hecho, esto « me lo dejeron los Pentores e me lo queseron engañar por que estaba el Emagen acabado, e blanqueado, que no lo faltaba, sino po-« nerle con oro. Lueigo fuei a Chuquisaca a pedir il licencia di « el Señor Obespo para Cofradia de N. Señora, e ser pentor e ha-« hacer los hechoras del Vergen, en me lo respondió que no lo quie-« ro dar lisencia para que lo seas peutor, ne que lo hagais los « he-

« choras del Vergen, ni boltos, y si lo quereis ser pentor, pintaldo « la mona con so mico, que no os lo quiero dar il lisencia para pen- « tor, e si vos lo pentais y lo haceis boltos del Vergen, que yo os « lo castegaré mui bien, y lo salí decendo: ¡Jesus, Santa · Maria, va « la mi Dios con el Vergen su Matre! que me lo dejeron no ista- « ba bien il Imagen, e que lo parece como hombre, y lo está con « sus barbas, que lo parece barbas, e lo echaron mocho falta, que « no es buena, e me lo dejeron que no lo haga, que no lo haga. E « dispois di cuando lo habia visto il Imajen la Sañoria, lo rieron mu- « cho todos, y los dimas ichando il falta al pentor, e lo meraban « cuando lo tenian con sus manos, e me lo tomaban cada un Espa- « ñol, e lo reia de merarlo, e me lo dejeron que los natorales no « se pueden hacer il Imajenes del Vergen, ne boltos, e logo estu- « ve medio desmayado, e lo fué espantado, amohenado, por que lo « troje el Emajen ante el Obespo, para que lo reyera.

« E lueigo lo fué al Eclesia pá pider la misericordia di noestro « Señor, para acertar il pintadura di la Emagen di noistra Señora, v « lo dimas pedendo in mi oración licencia para alcanzar este obra, e « me lo diese mano para hacer boltos e para sir buen pentor, e dis-« pois nos lo venimos todos a Chuquiavo, e traimos el Vergen con « dos natorales, e pasamos en todos los tambos, e llegamos in el pue-« blo di Hayohayo al Cabeldo de las casas, y lo queremos dormir in « ellas, e vino el Corregidor, v me lo querrian echar aporreando, por « que trais a esta casa este defundo, y dispois que lo dejera que era « ona hechora del Vergen, me lo dejaron dormir esa noche allí. Por « la mañana nos vamos yendo a Chuquiavo, e llegamos a nostra casa, « e de alla vamos a buscar un Mastro para que lo acabemos e lo ha-« gamos mas mijor de bueno il hechora del Vergen, e dispois que « fuemos al San Francisco, lo topamos con on Mastro que lo decian « Vargas, que me lo dejo que lo avude el retablo, v mi lo avudará « mocho di buena gana a hacer el Vergen, v todo lo dimas si melo « comprais el oro para el Emagen; de alli lo llevamos al celda del « Patre Predecador llamado Fr. de Navarrete, y por el mandado del

« Correjedor, Hevamos a Copacabana el Vergen, aunque los natora-« les no lo querian receber el Santa Vergen, e lo dejeron que lo ha-« bian de traer otro Émajen bueno de Lima o Gastilla. É estubo en « Tiquena el Vergen en el capilla de San Petro on poco di tempos, « e dispois que llegado el Correjidor Don Gerónimo del Marañon. « lo queria entrar en el Capilla, y se le alzaron sus cabellos, que a « Copacabana y lo dejo al Casique que trojese dies hermanos para « que trojesen al Vergen v los envió antes de oracion, v lo llivaron « antis di horas di dormir, y lo aderesaron sus andas, y salferon en con-« tando los gallos, e tomaron a costas el Vergen y lo llegaron a es-« te Poiblo; así como il del queria ir salendo. Todos los gen-« tes salemos a ver cómo venia el Vergen, y lo posimos el Vergen « al pie dil serro, como lo bajabamos, il bajado lo acodian todos los « gentes, v sos trompetas, v traimos in la procesión vil Patre lo es-" taba aguardando foira diste Poiblo vistido para dicir la Mesa, v « con et josticia, el Correjedor que lo llevó il pendon di la Vergen, « v asi lo entró en la Eclesia, v lo poso onde istaba il Vergen, y « hay lo poso en so dia y lo dejo su mesa.»

## GAPITULO 7.

Proteccion de la Virjen de Copacabana a todo el Perú.

Entre los títulos que los sagrados Doctores, y principalmente S. Agustin, dan a la inmaculada Ví jen Meria, es llamarla Domina gentium, Señora de las jentes, Reina de las naciones; pues ninguna hai por bárbara que sea, en la que si ha penetrado la luz del Evanjelio, no le rinda vasallaje—In omni gente, in omni populo primatum tenui. Los mismos turcos la respetan, y las moras las invocan en sus apurados partos; y viendo este antigüo imperio de los Incas las continuadas maravillas de esta portentosa Vírjen de Copacabana, no pudo menos de reconocerse por esclavo suyo, aclamandola por su Madre divina y celestial Protectora. Así es. que desde que ella colo-

co en estas breñas su trono de misericordia, convirtiendo la iomunda sede de la idolatría en Santuario de gracia, en fuente de divinos consuelos; todos, enfermos y sanos, felices y desgraciados, mendigos y opulentos, todos vienen a porfia a saludarla, a implorar suclemencia o a ponerse bajo su proteccion maternal. Y mui desgraciado y mai deja lo de la mano de Dios debe ser el que, presentándose a esta santa Imajen de Maria, no se sienta movido a penitencia y a amarla sinceramente con la debida pureza. Mui merecida debe ser la pend impuesta por la justicia, que ella no se la mitigue a los que imploran su ausilio. Los que no salen favorecidos de su presencia, se van signiera consola los; porque consuelo v dicha mui grande causa el solo ver su hermoso rostro. Muchos al descubrir de lejos su templo, va sienten humedecerse sus ojos v palpitar de alegría su corazon; otros al entrar en sus umbrales besan el suelo regandolo con sus lágrimas, suben de rodillas hasta el Camarin, reprimiendo los sollozos; pero al descubrirse la venerada Imajen el pecho rompe en clamores, las lágrimas corren en abundancia, buscando un dutce desahogo a la felicidad que embarga sus potencias. v sentidos. Momentos de inefable delicia, que de halde intentariamos describir, que prueban la bondad amorosa con que favorece a cuantos vienen a visitarla, y que nos obligan a decir de su proteccion especial lo que ya dijo Saa Bernardo-Non est qui se abscondat a calore ejus ... Maria omnibus omnia facta est; y, no la llame Madre de misericordia el que, habiendola invocado, no haya sido favorecido: v diga que no es portentosa esta su sagrada Imajen, el que habiendola visto y rogado, no hava sentido los efectos de su amoroso poder.

Y estos favores y estas gracias las derrama esta milagrosa Vírjen con mas profusion sobre los habitantes del alto y bajo Perú. Ella se escojió su residencia como en medio del antigüo imperio de los obscurecidos hijos del sol, para iluminar a los sentados en las sombras de la muerte, para darla libertad del alma a tantos esclavos de la culpa, para constituirse Madre y Consoladora de tantos infelices que antes pasaban su penosa existencia en la esclavitud v el dolor. Y providencia adorable! un obscuro descendiente de los Incas sué el instrumento que ella escojió para colmar de tanta dicha a este hemisferio. Colon se obstinó en creer en un nuevo mundo, y un nuevo mundo salió de las ondas. Yupanque se obstinó en formar una Imajen de Maria, y esa Imajen portentosa, ese occeano de gracias salió al fin de sus toscas manos. Se obstinò en traerla a su degradado pueblo, cuyas escarpadas rocas servian de aras a fdolos inmundos o de patíbulo a infames malhechores; y en medio de esas rocas impuras colocó Maria su alcazar de santidad, su trono de milagrosas bendiciones, siendo el Perá todo el primer partícipe de sus tesores, su pueblo escojido. Bien lo conocen y publican agradecidos todos sus habitantes, pues las incesantes romerias que vienen a este Santuario desde Salta y Tucuman, desde Sococha y Oruro, desde Tacna y Moquegua, desde Puno y Arequipa, de Lima y del Cuzco, de Yungas y Cochabamba, de Potosí y de la Paz principalmente (aunque pertenecientes ahora a diferentes repúblicas) vienen siempre a postrarse a sus plantas para darle gracias de beneficios recibidos, o para pedirle de nuevos. Y es tal la fé que tienen en su proteccion, que les parece haberlo alcanzado todo con solo verla y llevarse una medida suya, un retrato, una medalla, como un escudo invulnerable, como un talisman celestial. ¿Quién de la de tener en su cuerpo o en su casa una copia bendita de este original portentoso? Pero al irse es el trabajo. Al separarse de Maria, al despedirse de su adorada Imajen, al oir cantar el tierno verso de: ¡A Dios Señora, a Dios Maria! ¡A Dios, a Dios, Madre mia! no hay corazon que se resista; v es porque se tiene la intima conviccion que de esta portentosa Imajen emanan como efluvios divinos, de sus ojos centellas de amor, y de sus manos remedios universales para las dolencias del cuerpo y del alma. Por eso al invocarta los indios, la llaman Mamanchie, como quien dice, Madre de todos.

Las tropas de bailes que vienen de los puntos mas remotos,

principalmente los llamados Morenitos de la Paz, de Pucarani y de Achacache, que suelen entrar de rodillas desde el canto de la plaza, y a quienes por su decencia se les permite subir al Camarin a saludar y a despedirse de la Vírjen, cuyas fiestas vienen a solemnizar con tantos trabajos y devocion; esos creen firmemente que los suspiros exhalados a los pies de esta santa efijie, llegan al cielo y mueven el corazon de Dios; por eso los suyos se ahogan, y en vez de palabras de despido no se oyen mas que llantos de compuncion y ternura, capaces de hacer llorar al mas endurecido nestoriano.

## CAPITULO 8.

Milagro de la lluvia en favor de los Anansayas.

Ya se ha dicho la fervorosa decision que esta parcialidad de Anansayas tuvo desde el principio por su santa Candelaria, aun antes que la conocieran, y aun cuando les decian que era informe y fea, como obra de Yupangue. Pero despues que la vieron tan cabal y agraciada no cabian en sì de puro gozo, no sabian que hacerse por su querida Malre v Señora: v para adelantar su cofradía y sus cultos, determinaron sembrar una gran chácara en nombre de ella, para que de sus frutos se provevesen las cosas necesarias. A esa sementera de piedad popular se invitó a los Urinsayas: pero sea por verse humillados con el buen éxito de Tito v sus condevotos, sea por indevocion o resentimiento, no concurrieron, alegando la sequedad del tiempo y la dureza de la tierra que no se dejaba barbechar. Pero esa dureza no desanimó a los Anansavas, que, tomando con fé sus tacllas o toscos arados, marcharon resueltos al campo designado hombres y mujeres, llocal las y emillas, y empezaron a romper la dura tierra ablandándola con su empuje y con el sudor de sus rostros, cuva copia, cual lluvia angustiosa anunciaba la que las nubes iban a destilarles mui pronto. Y lo admirable sué que estando el cielo sereno y el sol abrasando las entrañas de los devotos trabajadores, luego una nube los protejió de sus ravos, deshaciéndose pronto en copiosa lluvia sobre ese campo de la Vírjen; negando su rocio a los demas, como si ese campo mariano fuera el misterioso vellocino de Gedeon. Los indevotos Urinsayas creian que la lluvia se estenderia, y salieron afanados con sus arreos de labranza: pero de balde; pues les negó ese favor la Vírjen, en la cual ellos aun no creian. Este castigo público y vergonzoso les abrió los ojos, los hizo mas humildes y creyentes; pidieron pues agua a Maria y tambien les dió.

En otra iguil penuria pusieron a estos indios los años calamitosos de 4587, que dicen esterilizó un cometa. Los Anansayas mas finos cada dia con su santa Virjen, le hicieron cantar una misa, y obtuvieron otra fecundante lluvia para sus tierras, quedando sin una gota las de sus antagonistas Urinsayas, quienes al fin, convencidos con estos milagros, ya creyeron con todo corazon en la Dispensadora de los bienes del cielo, hiciéronle decir su misa, y alcanzaron la lluvia pedida. Lluvia que solo regó abundante la comprension de Copacabana, negándose a las tierras convecinas, quizás para avisarles que aquí debian venir a pedírsela.

Con estos y otros milagros se fué propagando la devocion de esta santa Imajen. Referirémos los mas notables, pues todos es imposible, como lo es el numerar las estrellas del firmamento. Pero nótese de paso, que esta Imajen Taumaturga vino acá y empezó sus portentos cuando la espuria Isabel de Inglaterra cometia tantos sacrilejios con las santas Imájenes y hacia tantos mártires en su reino: verificándose con esta coincidencia la amenaza de Jesucristo, que como a los judios se les quitò el reino de Dios a los incrédulos Bretones, y se lo dió a la jente peruana, que con esta Nube celestial debia producir sazonados frutos de piedad.

#### CAPITULO 9.

Milagro de esta Virjen con dos endemoniados.

Desde tiempos remotos suelen los indios de estas punas viajar

a los Yungas o valles, donde llevan sus productos y de allí se traen coca, plátanos y otros frutos que no producen estas frias alturas. En uno de esos trajines fué un indio jóven llamado Domingo Callisaya, que, por necesidad o por capric ho se quedó allí; v se encontró con un viejo gran hechicero, cultor de guaças (idolatría) y paisano suve. Contrajo franqueza con ese viejo astuto, que se insinuo con él en su arte diabólico, queriendo prohijarlo y nombrarlo su sucesor. El mozo se sorprendió al principio, pues se acordaba que todos esos enredos eran obra del demonio, a quien vendian sus almas los que le servian: pero tal sué la infernal elocuenci a del brujo, que Callisava consintió en sucederle y en aprender las supersticiosas ceremonias de los idolos aquellos, cuvos adoratorios y modo de obsequiarlos le enseño el viejo antes de morir, encargándoles mucho el desempeño de sus obligaciones. Tan bien c umplió ese maldito encargo, que Dios, por castigar su apostasía d e la fé, permitió que fuese su tormento el mismo Satanás a quien servia. El infeliz quedo poseido en alma y cuerpo por el espíritu infernal, que lo tullió y enmudeciò completamente, para que no pudiese indicar su mal ni proporcionarse el remedio. Despues de algun tiempo supo su pobre madre el paradero y el estado desgraciado de su hijo, y con mucho trabajo lo hizo traer a Copacabana. Pero los trabajos se le aumentaron en su casa, donde se arrastraba destrozando cuanta ropa le ponian; tenian que atarlo de pies y manos para hacerlo comer, y se revolcaba rodando por despeñarse y quitarse la vida, como el poseso del Evanjelio. Noticioso el Cura Montoro de esa desgracia fué a verto, y convencido de la causa del mal, ocurrió a esta compasiva Virjen para el remedio, celebrándole devoto algunas misas en su altar. La abominable monstruosidad del paciente, que a todos asustaba, quizá fué motivo para no hacerlo traer a la Iglesia; mas viendo que no se mitigaba el furor, hizo que lo trajesen en una manta, y lo pusiesen ante el altar de Maria. ¡Cosa rara! esta presencia bastó para que el demonio le dejase oir tranquilo el sacrificio, sostenido solo por su aflijida madre a quien guardaba algun respeto. Viendo

esa mejoria por el aturdimiento del poseedor maligno a la vista de la santa Imajen, quiso el Cura repetir la súplica para que se completase la espulsion. Y así fué: dijo pues otra misa al dia siguiente, en la que el pobre poseso sufrió tener una vela en la mano, lo que ya se creyó un anuncio de la vietoria, aun cuando no pudo hablar ni moverse. Lo levantaron pues, y al descansarlo en la puerta de la Iglesia, para cargarlo mejor, se levantó en pie y habló como atónito y espantado. Consolidatæ sunt bases ejus, como al paralítico de la puerta hermosa, y como él gozò despues de salud y contó los embustes del hechizero y dió gracias a la Madre de Dios por su recobrada libertad espiritual y corporal.

Esta ruidosa muravilla fué una de las primeras con que esta bendita Imajen se robé los corazones; pues como la posesion diabólica de Callisaya fué conocida por todos, lo mismo que su repentina curación, todos se hacian pregoneros del portento y estendian con la fama la devoción a esta gran Vírjen.

Parecido a este es otro milagro obrado con una endemoniada el año 4618 a últimos de julio. Habiéndose apoderado el maligno de esa infeliz la oprimia de tal modo, que todos temíamos la iba a sofocar, o a sumerjirla en la laguna, donde se hubiese ahogado va si mil veces no la hubiesen contenido. Compadecidos los Religiosos de su trabajo, encargamos a su marido y personas que la cuidaban, que la trajesen a la Iglesia, para encomendarla a la inmaculada Vencedora de la serpiente infernal. Así lo hicieron, aunque con mucho trabajo, atándole las manos y metiéndola en una manta, pues se resistia demasiado. Reunióse la Comunidad, descubrióse la santa Imajen, cuya vista estremeció al enemigo, ajitando a la infeliz posesa en convulsiones que lastimaban a los que la tenian asida, retorcia el rostro para no ver a la Vírjen y escupia a la Cruz que le ponian delante, al exorcizarla. Repitiòse esto mismo por tres veces, y la miserable india volvió en sí v recobró la salud, con admiracion de todos. Agradecida a tal beneficio barria diariamente la Iglesia, frecuentando mui ejemplar los santos Sacramentos hasta que murió aqui prismo: era patural de Guancane.

## CAPITULO 10.

Resucita la Virjen a dos indias asesinadas por sus maridos.

Es el matrimonio un gran Sacramento instituido por Dios para la conservacion del jénero humano y para significar la sagrada union de Jesucristo con la Iglesia santa. Pero la desgracia de los malos casados está en olvidarse de estas consideraciones, haciendo de la union conyugal un manantial de ponzoña. Así convirtieron en odio el amor debido a sus esposas dos indios, cuya crueldad desbarató la piedad de esta Vírjen compasiva.

Uno de ellos llamado Baltasar era forastero residente aqui, y deseaba ansiosamente volverse a su tierra: mas su mujer no queria moverse, por disfrutar de la consolante compania de esta Señora, o por otro motivo que no sabemos. Lo cierto es que el marido viéndose contrariado, y queriéndose ir de cualquier modo, pensó deshacerse de su mujer para quedar libre y sin estorbo, y no dejarla a ella viva aquí, sino sepultada. Esa sujestion infernal lo cegó; v a pretesto de barbechar la sacó al campo, como Cain a su hermano Abel, casi a una legua del pueblo. Alli quitó el temerario la soga de su llama, v se la apretó al pescuezo de su desprevenida esposa Inés, con un nudo tan apretado que la ahogó. Viéndola muerta volviase el homicida al pueblo por sus cosas y marcharse; pero al irse le ocurrió que si dejaba el cadaver de su mujer sin enterrar, los cóndores acudirian a comérselo, lo que descubriria su atentado, que confirmaria su marcha. Pensó pues, que todo quedaria oculto cubriendo el cuerpo con la tierra: regresó con este objeto; pero quedóse sorprendido cuando en vez de encontrar muerta y fria a su mujer, la encontró viva, sentada, desatadas las manos y levantadas al cielo como los ojos, aflojado el lazo que el mismo habia apretado y anudado. La sorpresa v el miedo le helaron los pies, que no le permitian huir ni acercarse a su resucitada esposa, hasta que ella lo llamó, diciendole

que no temiese, pues la Madre de Dios de su Iglesia le habia desatado la soga de las manos y de la garganta, librándola de la muerte. Volviéronse ambos a Copacabana, el marido confesando y llorando su delito, y la mujer mostrando las apretaduras del dogal, y publicando agradecida el milagro de la Virjen. Despues vivieron en paz, como perfectos casados, hasta que a los tres años murió el marido con gran dolor y arrepentimiento.

Con otros casados hizo otra maravilla no menos admirable. Deseoso el indio de verse libre de su mujer, por andarse a sus anchuras, quiso desaparecerla. Ofreciosele ocasion oportuna, pues iban de viaje al Cuzco y tenian que pasar por el elevado puente de Apurimac. De en medio de él la ar rojó de improviso a la profunda corriente de aquel caudaloso rio; v para disimula: su iniquidad empezo a dar voces lamentándose de la desgraciada caida de su esposa, a quien decia amaba con estremo. Compadecidos de su hipócrita duelo unos indios pasajeros le avudaron a buscar el cuerpo de la india para sepultarla. Y rejistrado en esa dilijencia por todas partes, la vieron sobre una islita del rio, no solo viva y sana, sino tranquila y benévola con su marido. La sacaron y refirió que la hermosa Señora, cuva medida traia, la habia librado de aquel mortal riesgo. Vinieron despues a este-Santuario a dar gracias con novenas, y testificaron le portento, siendo Prior el P. Fr. Alonso Torrejon, cuva dilijencia existia en este Convento, que ha perecido con los demas papeles.

#### CAPITULO 44.

Divulganse los milagros de esta Virjen, que ocasionan una alarma.

A la divulgacion de estos y otros milagros de la Virjen de Copacabana empezó a establecerse la devota concurrencia de los fieles, pues cuantos regresaban de acá publicaban sus maravillas, la hermosura de la Imajen, los beneficios y consuelos que su presencia infundia. La fé de los novenantes mantenia siempre ardiente una lámpara en su altar: entre otros trajo un devoto una hotijuela de aceite, que ardiendo dia y noche solo debía haber durado un mes. Pero los indios, que entonces se fijaban en lo mas mínimo, observaron que duró seis meses: y dejándose ya de timideces empezaron a publicarlo por milagro, dejaron enteramente sus antiguas abusiones, y se hicieron tan celosos amantes de Maria como los mas católicos Españoles, que tan rendidos la visitaban. Ya miraron como empeño suvo el pregonar en sus viajes tantas maravillas de su santa Candelaria, de las que ellos eran testiges; llevaban medidas y retratitos suyos que repartian, invitando a todos que viniesen a visitarla travéndole alguna ofrenda, y experimentarian su poder y hondad. Asi es que de los pueblos mas distantes concurrian a cerciorarse; los enfermos se hacian traer, los que no podian se hacian encomendar, los pecadores se venian a convertir a sus plantas, y todos se volvian hechos lenguas de gratitud y de amor de Copacabana.

La fama llegò hasta Chuquisaca, y sin saber con que fundamento se empezó a susurrar que aquel Cabildo queria trasladar la santa imajen a su Catedral. Este vago rumor causó tan gran sentimiento a estos pibres hijos de Maria, que corriendo de tropel a la Iglesia la llenaron de confusos clamores, pidiendo a Dios que no permitiese les quitasen esa sagradada Reliquia que ellos estimaban mis que sus vidas, estando resueltos a morir primero antes que dejársela quitar. Consternado el Cura Montoro de esta conmocion alarmante, y crevendo fundada la noticia; se angustió n su corazon; y para tranquilizarse determinaron los principales esconder secreta y decentemente a su idolatrada Madre y Patroni, hista que se desistiese de aquel provecto, que tan turbados los paso. ¡Vana precaucion, que hubiese allanado la autocidad diocesana si asi lo hubiese resuelto! Su propia devocion hubiese tambien revelado el secreto escondite sabido de todo el pueblo. La casa destinada para ocultar tan precioso tesoro fue la de D. Carlos Acustopa Inca mayordomo de nuestra Señora, cuyo hijo Sehastian dorò despues su primer altar, que es el actual altar del Carmen, y convirtió en oratorio la pieza de su casa donde tuvieron oculta a la Virjen. Los Indios respetaban mucho dicha casa, cuya memoria ya se ha perdido.

#### CAPITULO 12.

Venida de los Padres Agustinos a Copacabana.

La devota alarma de este pueblo, causada por ese falso rumor y la continuacion de los milagros de la Virjen, llamaron la atencion de las Autoridades para mejorar su culto y dar mas decoro a este su naciente Santuario. El Bachiller Cura Montoro se desvelaba en el buen servicio del Templo y de los devotos que iban concurriendo; aunque como solo y de mayor edad no podia atender a tantas obligaciones, v se dió traza para acompañarse de algunos Sacerdotes de su habito, que tampoco estaban aqui de fijo: asi es que con dificultad se cumplian las exijencias de la devocion, que ibn en aumento. Viendo eso D. Gerónimo Marañon, todavia Correjidor del partido, propuso a varios de los Prelados de las Relijiones que solicitasen de la real Audiencia v Sede-vacante de Charchas, esta Doctrina; escribiendo ademas coninstancia al Presidente y Oidores de dicha Audiencia, encareciendo la belleza de la bendita Imajen y sus mitagros, y cuanto convenia que estuviese encomendada a una Comunidad religiosa. Estainstancia moviò los miembros de aquel Tribunal rejio para invitar a los Prelados de las órdenes, ofreciéndoles este tesoro, cuando fueron los Provinciales de visita a la Ciudad de la Plata, paraque de acuerdo con el Cabildo se les entregára tan rica presea. La orden augustiniana fue la última invitada a tanto bien, pero fué la primera que lo aceptó, teniendo a gran dicha ocuparse sus bijos en servicio de tan portentosa Reina, a cuya sagrada custodia y compañía fueron los últimos llamatos y los primeros esconidos.

Era entonces Provincial de San Agustin el R. P. M. Fr. Luis Lopez, que despues fué Obispo electo del Rio de la Plata, promovido a la sede de Quito, y murio Arzobispo de los Charcas; cuya memoria conservó grata el autor por haberle dado el hábito y la profesion siendo Prior de Lima, v por haberlo ordenado de Sacerdote en Trujillo al acabarse de consagrar. Pues este santo Prelado fué invitado por el Licenciado Juan Lopez de Cepeda, Presidente de la real Audiencia, instandole con los demas Oidores a aceptar esa oferta tan del agrado de Dios y de su purisima Madre: v visto el empeño de tan graves personas aceptó este Superior obligándose a poner acá bastantes Relijiosos tanto para la instruccion de los naturales cuanio para el debido culto de la santa Imajen. Mas este acuerdo parece no fué del gusto de aquel Cabildo, que interesan lo en su repugnancia al Conde del Villar, virei entonces del Perú, se onuso a su ejecucion, alegando con piadoso sin el agravio que se hacia al Padre Antonio Montoro, Cura de Copacabana, cuva doctrina le costaba tantos trabajos y cuya ve. neranda Imajen tenia tan ocupado su celo. Viéndose esta fundada oposicion, se acordó acudir al Rei D. Felipe segundo, para que, impuesto de las razones que ambas partes presentaban, resolviese como juez supremo y patrono lo que mas justo le pareciese. Y el católico Monarca con cédula fechada en Madrid el siete de enero de mil quinientos ochenta v ocho, ordenó que la Doctrina de Copacabana, su santa Imajen y todo lo a ella perteneciente, se diese v entregase a los Padres Agustinos; v que al Padre Antonio Mentoro se le diese otro beneficio y doctrina en premio de sus méritos v servicios.

La oposicion del Cabildo platense, la contestacion de la orden, la exposicion al Rei, su real cédula y demas papeles orijinales de este negocio estaban en el archivo de este Convento, que juntos con los demas desaparecieron despues al retirarse los Relijiosos en 1826.

Aquella resolucion real se intimó al Virei de Lima, quien se desentendió y la remitió a la Audiencia de Charcas, a quien iba dirijida para su cumplimiento. Ese Tribunal nombró una persona que en nombre del Rei diese posesion de Copacabana a la Orden de San Agustin. En ese tiempo era Provincial el R. P. M. Fr. Juan de S. Pedro, que no pudiendo venir personalmente de Lima, dió comision al P. Fr. Juan de Figueroa, que acompañado del R. P. Fr. Gaspar de los Reves, Prior del Convento de la Paz, v del R P. Fr. Diego Nieto Superior del Convento de la Plata, vino a tomar posesion de tan inestimable margarita. Al saberse su venida no dejó de contristarse el Bachiller Montoro por ser devotísimo de esta santa Imajen, y ademas algunos interesados le estimulaban a que resistiese la entrada de los Relijiosos agustinos: pero su magnánimo corazon deshechó esas sujestiones, y sacrificando su ternura v su derecho en las aras de la sumision, recibió a los Padres con benevolencia, el mandato real con abnegacion y respeto, entregó cuanto tenia con fidelidad, y con lágrimas de la piedad mas commovente se postró ante la Santa Imajen, la adoró con emocion, v se despidió; quedando los Padres en posesion solemne v legal de este Santuario el dia diez v seis de enero de 4589. dia de S. Marcelo Papa. En este mismo año profesó el autor en Lima.

Capitulo 43.

Primera fiesta y milagro en tiempo de los Agustinos.

Sabiendo los hijos de San Agustin que se los habia constituido guardas y custodios de esta nueva Arca de propiciacionacudieron algunos con presto vuelo a saludarla, a ofrecérsele por sus sicrvos y esclavos y a solemnizar del mejor modo posible el sexto aniversario de la divina Candelaria, que para los Agustinos era la primera solemnidad que le iban a dedicar. A la voz de la nueva fiesta concurrieron muchas jentes con gran devocion y regocijo. Es inútil decir que las Vísperas y Misa fueron mas solemnes que cuantas se habian cantado hasta entonces en esta Iglesia; y siguió su celo aumentando cada año, mientras el Santuario se conservò en su poder.

Al alboroto de aquella fiesta se animó un indio tullido de Ilave, llamado D. Felipe Topo, a hacerse traer cargado, siquiera para no verse privado de ver a la Virjen. Y para poderla suplicar mas a su gusto y satisfaccion, pidió se le concediese pasar aquella noche al pie del altar de su Madre, velando v orando. Se accedió a sus descos; quedóse solo y llorando ante la Virjen, cuvas entrañas maternales no pudieron sufrir los sentidos lamentos de este desgraciado, sin remediarlo: apareciósele y le dijo con amorosa voz: «déja tus muletas, anda sin ellas, pues ya te he dado la salud». Surge et ambula. ¡Dichoso tullido, cuya fé mereció ver mover los labios v oir palabras tan eficaces de esa Imajen de la divina Madre, a quien la Iglesia llama salud de los enfermos! Este milagro presenciado por tantos testigos como los de aquella concurrencia, que muchos lo habian visto con sus miembros inertes, hacia mas de tres años, los mas lo vieron traer a Copacabana y entrarlo imposibilitado en la Iglesia, de donde por la mañana lo vieron salir todos por sus pies; no pudo menos de conmover todo aquel jentío, y se dieron públicas gracias al Señor, por haber manifestado con él el gran poder de su Madre. Hicieron los Relijiosos un minucioso examen de esta maravilla; pues no necesitando nuestra fé de milagros dudosos, es preciso se haga severo escrutinio de los que debemos creer ciertos.

Este milagroso suceso prueba el gran poder de la oracion, principalmente si vá animada con lágrimas de fé. Y no es estraño que los angustiosos clamores de este indio tullido hicieran bajar de su trono a esta Imajen de Maria para hablarle con su boca y curarlo con sus manos; cuando sabemos por las historias eclesiásticas que del cielo ha sabido bajar ella misma para mayores portentos: y mas de una vez le canta la Iglesia: Et te in descensione B. Mariæ etc.

#### CAPITULO 14.

Unos soldados de los Chunchos—Inés curada y convertida— Tres enfermos y dos ciegos mas.

Casi en este mismo tiempo favoreció la Virgen a unos soldados que habian entrado a la barbárie. Demasiado confiados o muy inexpertos estarian de lo que son los Chunchos, pues una mañana se vieron atacados por un enjambre de ellos. Salieron a defenderse, pero la multitud y la lluvia de flechas que les disparaban los precisaron a retirarse; mas no supieron donde, porque la cabaña donde tenian sus equipajes y su esperanza, se ardia. Los bârbaros le pegaron fuego y los iban estrechando. En ese conflicto, al verse procsimos a ser víctimas de aquellos caribes, se acuerdan de Copacabana: se hincan y la invocan. En el acto se apagó el fuego, los Chunchos se aturdieron y los soldados se salvaron; los mas de ellos vinieron aquí a cumplir su promesa y a testificar cómo esta Virjen los habia librado allá de una horrorosa muerte; verificándose que ella, aun sin presentarse, es mas terrible que los ejércitos destructores.

En abril de 4389 vino a este Santuario una india Ines, hija de Hernando Chura de Yunguyo, quien afirmò que la Virjen le habia mandado viniese a esta su casa, porque habiendo estado en peligro de muerte, la habia librado, imponiéndole su romeria acá. Pero al verse sana se olvidó del mandato, y se le apareció de nuevo la Virjen, reprendiéndole su ingratitud con aspereza. Otras cosas mas decia Inés, que causaban admiración, aunque por no tener mas prueba que ella misma, no se escribieron. Pero su estremo peligro en una grave enfermedad, su repentina salud, su mudanza de vida, de escandalosa en ejemplar, el fruto que con su conversion hizo con otras mozas desarregladas, trayéndolas al servicio de Dios y de su santísima Madre; todo esto fue notorio y comprobado, dando auténtico testimonio de ello el licenciado Villalta Cura de Yunguyo.

Antes de estos admirables sucesos otros habian asombrado la tierra y acreditado la devota romería a Copacabana. El año 1583 D. Pedro Guanchi, indio principal residente en este lugar, encontrándose gravemente enfermo y viendo las grandes maravillas que ella obraba en propios y estraños, empezó desde su cama a llamarla con fe viva, pidiéndole remedio a sus males, y luego se sintió con salud y se vino al Templo a agradecerle tan señalado favor.

En este mismo tiempo esta Médica celestial alivió a un tal Felipe Guallpa extenuado por un flujo de sangre, que no pudieron cortarle todos los remedios humanos. Acordóse del alivio universal que todos los necesitados hallaban en la Vírjen de Copacabana, e invocando con esfuerzo el santo nombre de Maria, al punto desapareció tan penoso mal; y hallándose sano y bueno exhortaba a todos sin cesar la devocion a tan consoladora Madre.

Lo mismo sucedió con otra india llamada Isabel Tima, del pueblo, que estando tultida de mucho tiempo, y desengañada de la inutilidad de los remedios aplicados hasta allí, puso toda su esperanza en esta Reina soberana, prometiéndole rezar su novena. Y para mas obligarla se la empezo haciéndose llevar a la Iglesia, y antes de concluirla obtuvo la gracia, levantándose sana y buena delante de mucha jente, cual si nunca hubiese estado impedida.

Dos ciegos recobraron su vista por la piedad de esta Virjen bendita, a quien suplica la Iglesia—Profer lumen cœcis. El uno se ltamaba Andres Macias, vecino de Larecaja y el otro Pedro Ticuna natural de Pomata, que casi en la misma época vinieron a esta santa casa a pedir luz, como otros la habian alcanzado, y lograron verla. Volvieron con clara vista a sus pueblos, donde antes todos los habian conocido ciegos.

## CAPITULO 45.

Milagros de un mudo y dos tullidos aliviados.

Venian del Cuzco D. Pedro Árias y su esposa Da. Catalina Na-

varro el año 1585, y salieron a recibirlos el Sr. Cura Montoro y el Correjidor del distrito D. Gerònimo Marañon, que se hallaba en Copacabana; y por el camino de Yunguyo vieron venir a pie a una pobre madre travendo a su hijo mayor de treinta años, que era mudo a nativitate: al llegar a la cruz de donde va empieza a verse el pueblo, se hincó el mudo invocando a la Vírjen en su alma, y así de rodillas anduvo hasta la Iglesia, en cuva humilde peregrinacion lo vieron las cuatro personas indicadas y muchas otras con compasiva edificacion. El infeliz no se movia de la peaña de la Vírjen, jimiendo arrodillado, mientras su madre para obtener mejor la gracia que venia a pedir, se confesó; v declaróle al Cura que ese su hijo aun no estaba bautizado. Gustoso lo bautizó el Sr. Montoro, poniéndole por nombre Juan de Olmos y siendo sus padrinos los SS. novenantes del Cuzco. Durante su novena se sacó la santa Imajen en procesion, en la que iba el mudo devoto con su vela, cuando derrepente se le acerca al Cura indicándole con viveza que la Vírjen mandaba que le cortasen el frenillo de la lengua. Se sorprendieron de la indicación; pero por darle gusto se hizo lo que pedia, y en el acto se puso a hablar con asombro de todo aquel gran concurso, cuya procesion se convirtió en una solemne accion de gracias por el gran favor concedido a este mudo, que despues era todo lenguas en alabanzas de Maria.

Por el mes de setiembre de ese mismo año sanó esta santa Madre a un tullido de Pomata, llamado Juan Calipsa, que oyendo tantas maravillas se hizo llevar a hacer sus novenas. Al verse ya en su presencia empezo a llamarla con tal ahinco pidiendo alivio de su inveterada dolencia, que la Vírjen se lo concedió dándole firmeza a sus pies y manos, de modo que luego pudo andar sin muletas. Lleno el favorecido de la mas fina gratitud tuvo sús novenas con ejemplar fervor.

Sucesivamente acaeció otro suceso no menos admirable. Un indio de unos veinte años enteramente estropeado, andaba arrastrándose con unos zoquetes, y así se vino desde su pueblo a pedirle a la Vírjen su alivio; pero no lo sentia, a pesar de haber estado mucho tiempo en Copacabana jimiendo v suplicando. Ya pensaba retirarse, crevendose indigno de tal gracia, v se fué como pudo a despedir de la Virjen. Echado en su tarima, esclamó con esa tierna queja-«¿Cómo, Señora, dando salud a cuantos vienen a vuestra casa, sin que nadie salga desconsolado, quereis que yo me vuelva tan impedido como vine con tanto trabajo? Pues va que no puedo alcanzar lo que con tantas lágrimas os he pedido, me iré, me volveré a mi pueblo, donde siempre tendré esa que ja de Vos.....» No seria el corazon de este desvalido tan soberbio como parece en sus palabras; pues quiso quedarse aquella noche al pie de la Vírjen, para repetirle sus súplicas. Nadie ha sufrido con mas paciencia que Job, v nadie ha exhalado mas sentidas quejas a Dios, hasta que Dios lo ovó. Pues lo mismo hizo la Virjen con este paciente, cuvo desconsuelo visto por el Cura, le concedió licencia para quedarse en la Iglesia: alli seguia el pobre su oracion o su lamento, cuando vió bajar de su trono a la santa Imajen que poniendo sobre el altar a su dulcísicao Hijo. hízole a él unas cruces en las rodillas, y lo dejó sano y bueno. Esa misma hora se fué el tullido dando voces de placer a donde estaba el Padre Cura, y contó lo que le habia hecho la Santísima Virjen, a quien se den infinitas gracias.

## CAPITULO 15.

Dos Relijiosos franciscos—un ciego—un leproso— tres tullidos curados, y un muerto resucitado.

La voz de tantos beneficios ya salió de los confines del Perú y llegó hasta Salta, donde estaba gravemente malo de una apostema Fr. Juan de Castillo relijioso franciscano, con unas calenturas continuas que por espacio de cuatro meses lo tenian sin pulso al estremo de la vida. Esa postracion lo aletargó un rato, y en ese sueño oyó como una voz interior que la dijo—Encomiéndate a nuestra Señora de Copacabana, y tendrás salud.—Despertóse gozoso con tal

aviso; y en el acto, como si ya estuviera viendo la Vírjen, le hizo promesa de visitarla y rezarle su novena. Apenas acabó de pronunciar su voto, comenzó a arrojar la apostema, pidió de comer y al punto se levantó. Fué cosa que pasmó a los que lo asistian, y que le ayudaron a dar gracias a Dios y a su santísima madre. Luego vino el Relijioso a cumplir su promesa, a fines del año 4588.

El año siguiente de 4389 hizo la Vírjen otra gracia a otro relijioso del seráfico P. S. Francisco. El R. P. Fr. Juan de la Vega, Guardian del Convento de Lima v Visitador Provincial andaba viajando en el desempeño de su visita, cuando quiso el Señor visitarloa el con una gravísima enfermedad; y tanto se le agravó el mal, que no pudieron llegar a Potosì, y tuvieron que quedarse en una de esas postas, donde él v sus compañeros creveron que no amanecia. En tal estremo, mientras el pobre agonizante se estaba eucomendando a Dios, se acordó de su santa Madre y Señora de Copacabana, v se entregò con fervor en sus divinas manos. En el momentose alivió: y lo pasmoso fué, que chando al ravar el dia pensaron tratar de su sepultura, él mandó ensillar y continuar el viaje, que se verificó sin mas molestia. Y por la tierna devoción que este Prelado tuvo despues a esta santa Imajen, se tiene por cierto que en aquella noche Dios le comunicó algun otro favor singular, que por su modestia no esplicò.

Entre los mancos, tullidos, lisiados, ciegos y otros enfermos que por estos años vinieron y encontraron remedio, en esta piscina mariana, se admiró mucho la curación del ciego Jerónimo natural de Pucará, quien quedó con ojos tan limpios y vista tan clara, que todos reconocieron ser milagro; y ademas también fué alumbrado en el alum, pues era un doctrinero incan sable de los indios, y un ejemplar modelo de virtudes.

Un pobre mulato vino a este Santuario trayendo a su hijito cubierto de lepra, al cual con toda su fealdad queria como a la lumbre de sus ojos. Por cuyo amor había hecho todas las dilijencias posibles por verlo libre de taa asqueroso mal, y viendo que todas eran.

inútiles lo ofreció a la Virjen, hizole su novena, mandóle decir su misa, e invocando con fé viva el dulce nombre de Maria untó al leprosito con el aceite de su lámpara, y repentinamente quedó el chiquillo limpio y sano.

Por setiembre del mismo año vino con mil trabajos un tullido albañil, Juan de Castro, trayéndose tambien un muchacho huérfano, sordo y mudo a nativitate, que él se había criado por caridad. Acabando entrambos la novena, el mudo habló y oyó, pero el tullido se quedó así mismo, aunque tan resignado en la voluntad divina, que hasta a los Relijiosos edificaba con sus razones, convencidos de lo que dice S. Pablo: non volentis, neque currentis, sed miserentis est. Dei.

Otro tullido de Capachica llamado Domingo de Paz, traia siempre el corazon atravesado al verse con tantas miserias, y se resolvió ir como los demas a la santa casa de Copacabana, y encomendarse a la Virjen. Vino pues como pudo, y al acabar sus novenas se levanto sano y bueno.

La devocion a este Santuario se-aumentó mas con el siguiente, milagro. Madalena Chucoya, natural de Caquiaviri y conocida del todos por tullida de muchos años, vino por su remedio: viéndose con esta Señora se quejó con tanta afliccion y con tan humildes razones, que la obligó a darle entera salud, soltura en sus miembros y firmeza en sus pies, como si jamas hubiese estado tullida. Por cur yo beneficio hizo sus novenas con gran gozo y lágrimas de gratitud. Exiliens et landans Deum:

En este mismo pueb'o de Copacabana resucitó esta Madre de la vida a D. Pedro Guanchi, indio principal, mui amado de todos por su bondad. To los lloraban su maierte. Mas viendo los indios los continuos milagros de esta santa Vírjen, se atrevieron a pedirle con lágrimas y fervorosos suspiros la resurrección de su bienhechor. Y por consolar a tantos aflijidos, la Vírjen a vista de todos quitó a la muerte su presa, restituyéndolo a la vida con alegría y grato júbilo de todo el pueblo. Propter populum qui circunstat.

#### CAPITULO 17.

De dos ciegos-un quebrado y cien indios de Potosi.

El año 1389 vino a esta santa casa una india ciega, Juana Aymara, natural del Cuzco; y un sábado estando en sus novenas, quedó sana y con vista, y dijo varias veces que junto al altar de nuestra Señora vió unas luces como de Ánjeles, que la enfervorizaron mucho en el servicio de Dios y de su purísima Madre. El mismo año volvió la Vírjen la vista a Juan Mamani, de Inquili, que estaba ciego de mucho tiempo; y con su visita y su novena obtuvo la gracia.

Celebrado fué por este tiempo el milagro de un Contador de Potosí, cuya propia relacion copiamos. «El Contador Nicolas Garni-« ca a todos los Cristianos desea salud. En la sagrada Escritura se « condena por culpado el que habiendo recibido de Dios gratuita-« mente algun don, no lo comunica de gracia.... Esto digo porque ha-« biendo cuatro años que yo era quebrado, vine en romeria a la san-« ta casa e Imajen de nuestra Señora de Copacabana, y habiendo « velado y hecho oracion, suplicando a esa Virjen me sanase, le pro-« nietí rezar todos los dias de mi vida una corona a los gloriosos San-« ta Ana, S. Joaquin y S. José, poniéndome al cuerpo una medida « de ella, me sano, como si jamas fuese quebrado: por lo cual le « doi infinitas gracias, y sea gloria al Señor por siempre jamas. A-« men.— Nicolas Garnica».

En aquel entonces estaba un Español trabajando con cien indios una mina en el cerro de Potosí, y se cayó la tierra, cojiéndolos debajo. Viendose los pobres sepultados vivos, clamaron mui de veras a la Vírjen de Copacabana, que compadecida de sus ruegos los sacò ilesos de aquel sepulcro de codiciosos, donde estuvieron ocho dias enterrados. Al verse fuera, libres y sanos, publicaron agradecidos el milagro.

En octubre 1390 llegaron a este Templo de Maria tres mujeres, madre, hija y nieta que salieron del Cuzco para Potosi sin intencion

de pasar por Copacabana: mas a cinco jornadas del Cuzco le atacó a la nieta un dolor de costado tan agudo, que tuvieron que parar en Pucará, donde una noche ya estuvo la paciente con los iudicios de la muerte. Viendola casi espirar la abuela y la madre se la ofrecieron a la Vírjen de Copacabana; y cuando a la madrugada temieron que la muerte acabase su agonia, pidió de comer y estuvo para caminar, aunque quedó como fanática. Ofrecieronsela segunda vez otra noche, y despertó la muchacha gritando que la Madre de Dios le daba prisa para que fuesen a su casa. La abuela y la madre la acallaban diciéndole que estaba loca. No lo estoi; contestò ella. Hé aquí a la Vírjen con dos Áujeles, añadió; y sin haber visto jamás a la santa Imajen, dió las señas tan cabales como las vieron al llegar aquí, donde vinieron luego a dar gracias al Señor, y las tres refirieron contestes el suceso ante varios Sacerdotes y otras personas, así indios como españoles.

#### CAPITULO 48.

Siete milagros mas con enfermos y un niño resucitado.

En uno de sus salmos dice David—Multiplicatæ sunt infirmitates eorum, postea acceleraverunt. Se les multiplicaron las enfermedades a los hombres, y despues se apuraron en clamar a Dios. Esto lo vemos a ca la paso, que cuando nos aquejan los dolores entonces clamamos al Señor, y queremos apresurar su clemencia, importunando el valimiento de su divina Madre; porque conocemos que, como dice S. Anselmo, ella es Madre de salud. Convencidos de su poderosa intercesion a Maria, ocurrieron Bautista Millares y su consorte Da. Antonia Coronado, vecinos de la Paz, que viendo a su hija Da. Mariana oprimida de una enfermedad grave, prócsima a la muerte, vinieron a su Santuario; con jemidos paternales pusieron a la enferma ante el altar de la Vírjen, haciendo promesa de servirla y tenerla por patrona. Le mandaron decir su misa, y concluida, luego se halló la enferma con salud.

Per marzo de 4590 Miguel Nieto y su esposa Catalina Sanchez vinieron a presentar a esta milagrosa Imajen dos nietos suyos, uno de elles mui enfermo llamado Jerónimo Bedregal, cuva enfermedad se agravó en tal estremo la noche que llegaron aquí, que acabó con el niño. El amargo llanto de los abuelos por la muerte de su querido nieto en ese pueblo de la Virjen, a quien venian a pedirle su salud, consternó a los vecinos, quienes procuraban consolarlos, diciéndoles, que asimismo como estaba llevasen el muertito a la Iglesia, v pidiesen al P. Prior le dijese una misa, cubriendo al niño con un manto de la Virjen. Así lo hicieron los desconsolados abuelos, que mientras se decia la misa estaban hincados, suplicando a Maria con amargas lágrimas, que se apiadase de ellos y les restituyese su nieto, que con tanta devocion se lo habian traido vivo, y estaba ahora muerto. Así seguian rogando y llorando inconsolables, cuando a media misa vieron que el niño se movia, y en señal de vida habló v pidió agua. Los presentes eran muchos que quedaron maravillados, y los abuelos agradecidisimos a la Vírjen por merced tan estupenda. Por la tarde estuvo el niño en pie con un poquito de calentura, que se le quité luego, y al dia siguiente, que fué dia de la Encarnación, o de nuestra Señora de la Gracia, quedó del todo sano.

Un indio de Achacache, llamado Francisco Condori, este mismo año 1590 trajo en peregrinacion a su hijo enfermo con gota coral mui fatigosa, a ofrecerselo con novenas a la Vírjen. Y tanto pudieron sus fervorosos ruegos que le quitó al hijo la enfermedad, y nunca mas le volvió a dar.

Cuando la liberal mano de Dios comienza a hacer bien, se dá tenta prisa, que una merced alcanza a otra, y sin escampar el cielo llueve bienes y gracias. I aquí lo quizo hacer así el Señor, para que estos neófitos en la fé, teniendolo a él solo por dador de todo bien y a su santisima Madre por la tesorera de las gracias celestiales, se acabasen de arraigar en el Evanjelio. Así lo reconoció un indio de acá mismo, Juan Cusinga, que estropeado de una caida en las minas de Potosí se

hizo tracr a su pueblo, donde inútilmente continuaba curandose, pues quedó tan postrado que ni en cama se podia mover. Viendose ya en tan mortal postracion, acudió a la Vírjen, haciendose llevar a la Iglesia: al acabar sus novenas quedó sano y bueno, con asombro de todo el pueblo, que dió gracias a Dios y a su Vírjen Madre, que así los remediaba en sus trabajos, como hijos queridos sayos.

Ese mismo año trajeron unos indios de Capachica a un hijo suyo llamado Domingo, contrahecho a nativitate. Llegando el paciente a la presencia de la santa Imajen derritió su corazon con tal fervor y tanta fé, que en breve tiempo consiguió perfecta sanidad. Porque el obtener de Dios los favores que pedimos no consiste en hablar mucho, como Antioco y los perversos judios, sino poco y con viva fé, como el publicado y el ciego de Jericó. I muchas veces no logramos lo que pedimos, porque lo pedimos mal, como dice Santiago. La mas meritoria peticion es aquella cuyo exito se deja en las manos de Dios, si así conviniese a su mayor gloria y a nuestra salvacion.

El cuatro de noviembre del mismo año un domingo por la noche cayó un rayo dentro del Convento, sin causar mal alguno y dejando visibles señales de su eléctrico culebréo, para que se viese mejor la vijilancia de su Patrona. Entrò por la chimenea de la celda de un relijioso, arrebató un lienzo del altar, pulverizó unos cañones, quemò un papel en que estaba envuelta una medida de la Virjen, sin tocar pero esa medida, ni dos niños que dormian al pie del altar, habiendo serpenteado a su alrededor. Si, como dicen, el laurel preserva del rayo, claro es que estas medidas como ojas del divino laurel de Maria apagan su fuerza y libran a sus devotos.

El R. P. Fr. Juan de S. Pedro, siendo Provincial de esta provincia, llegó a este Convento de Copacabana el 30 de noviembre de 4590, el cual declaró haber hecho voto de llegar a esta santa casa a pie desde la última legua, y velar tres dias a la Vírjen por haberlo librado de la muerte en una gravísima enfermedad que tuvo en la Ciudad de la Plata y villa imperial de Potosi, donde fué muy notorio su peligro estremo y la salud que recobrò luego de haber hecho su promesa a la Madre de Copacabana.

#### CAPITULO 19.

Milagro de un cazador-de un Moqueguano-y dos mas.

Por la fé se obró en las virjinales entrañas de Maria el gran misterio de la encarnacion del Verbo: Beata qua credidisti! Y con sé firme y sincera quiere que se le lleguen sus hijos y la invoquen en sus necesidades, como lo hizo D. Leon de Ayance. Ese caballero vendo a cazar por el valle de Ilabaya, en una de las faldas del Illampu, hizo perseguir un venado por sus perros y su criado; pero ese pobre resbaló y cayó rodando por la quebrada. Al ver D. Leon que el mozo iba a morir destrozado, esclama instintivamente-¡Virjen de Copacabana, salvadlo! y vió que el rodado se asió de una mata, pero no viò que al agarrarse al arbusto le picó una víbora venenosa. Corrió el amo a ausiliarlo, y lo encuentra agonizando con la mortal picadura: vuelve a invocar a la Virjen, y se lo ofrece con fé. Sin mas triáca quedó el mozo aliviado al instante, y luego vinieron los dos a dar gracias a su Libertadora divina, publicando que su santo nombre es el sosten mas firme y el mas eficaz antidoto.

En diciembre del mismo año 4390 llegó de romeria acá Alonso Andrada, residente en el valle de Moquegua, y quedó tan devoto de esta soberana Madre, que prometió traer despues a toda su familia, y principalmente a un niño llamado Luis que era notablemente quebrado, y por cuya salud le suplicó entonces mismo con alentada fé, rogándole aliviase aquella criatura que tanto padecia ya en su niñez, y cuyos dolores irian aumentando con la edad. Despidiòse de la Vírjen ratificándo su promesa y su súplica por Luis; de cuya salud pregunto luego que llegó a su casa. ¡Bendito sea Dios! le con-

testó su mujer Maria Sepúlveda, pues ha como treinta dias que el niño está ya bueno y sin señas de dolor. Sacaron luego la cuenta, y vieron que a los dos dias de hecha la súplica en Copacabana, el quebrado niño recobró su salud en Moquegua; y toda la casa engrandeció la maravillosa bondad de Maria, que aqui imita a su divino Hijo Jesus, así como el fervoroso Moqueguano imitó la gran fé del Regulo de Cafarnaum.

Una mujer trajo a este Santuario un nino de cuatro años tan enfermo y lisiado que jamás pudo jugar sus miembros. Un sábado estaba esta aflijida madre oyendo misa con gran fervor ante nuestra Señora, pidiendo encarecidamente por la salud de su hijo, quien se levantó instantaneamente y se fué por sus pies a las gradas del altar, como a reconocer y agradecer a tan divina Madre la salud que le habia dado, jedida por su madre natural. Este niño se llamaha Antonio Suaso, natural de Larecaja.

Domingo Mamani, natural de llavi, tullido de diez años, al oir los milagros de Copacabana, acudió por remedio, como tantos otros. Postrado ante la Vírjen le pedia con todo su corazon y como de justicia que lo sanase, pues sanaba a otros que quizas no tenian un tormento tan deloroso como él. Tal fué su fé y perseverancia, que, al acabar sus novenas y la misa que le hizo decir por su salud, la obtuvo cumplida, levantándose sano y bueno. Prueba de cuanto se complace el Señor en la fé perseverante de nuestras humildes súplicas, cuyo favor si no nos concede luego es por pacificar nuestros corazones; pero al fin la insistente súplica lo vence, como la insistencia de la Cananea.

### CAPITULO 20,

Descubrimiento de unos ladrones acá y en Potosí.

Para manifestarnos Dios cuanto ahorrece el robo no solo nos manda que no hurtemos, sino que ni siquiera codiciemos los bienes del prójimo. Pero, a pesar de la prohibicion y de los castigos divi-

nos contra los ladrones, ladrones hai siempro hasta en lo sagrado, a quienes el cielo hace pagar acá su sacrilejio.

En Potosí el mismo año 4590, D.ª Felipa Sedeño había comprado una cruz de esmeraldas con un mazo de perlas finas, para obsequiar a la Madre de Dios de Copacabana. Supiéronlo los Padres Domínicos, y se la pidieron para una fiesta, quizás para la Imajen de la Candelaria que le sirvió a Yupanque de modelo; la Señora se la prestó gustosa, y angustiosa se puso al saber que se la habían robado. Se hicieron mil dilijencias, pero la alhaja no parecia, y la devota Señora se acongojaba en estremo; si bien su marido la consolaba diciéndole que no tuviese tanta pena, pues la prenda robada era de la Vírjen de Copacabana, que ella misma se la descubriria. Y así fué: pasaba un alguacil por uno de los mercados y un indio se echó a correr. El alguacil sospechó malicia en él y lo siguiós viéndose el indio perseguido se creyó descubierto, y sin decir palabra puso la presa en manos del ministril, que la entregóa la Señora, y la mandó luego a quien estaba ofrecida y dedicada.

Aunque sea anticipando la fecha referiré otro suceso de un ladron de la misma Virjen. Un tal Mateo Contreras, que andaba en traje de indio, se quedó escondido un viernes por la noche en esta-Iglesia, ocultándose bajo el paño mortuorio de una tumba. En altanoche se levantó y alzando el velo de la Vírjen santísima fué a quitarle su rica corona de oro, obsequio de la ciudad de Arequipa, lo mismo que la del niño, y a pesar de que la Virjen le desviabala mano, como confesó despues el ladron, se obstinaba en su atentado, y solo dejó las coronas por llevar otras joyas que le parecieron mas valiosas y disimulables, entre ellas quiso llevarse una cruz de esmeraldas con un papagavuelo de oro con pedreria, dos sortijas finas y una cadema de oro, cuando la santa Imajen se estremeció, como temblando de tan sacrilega osadia. Ese movimiento contuvo al ladron, que crevó ver toda la Iglesia iluminada, v sebajó a ocultarse otra vez bajo el luto de la tumba, hasta por la mañana, que al abrirse la puerta se salió con su hurto. El sábado por

la mañana notoló el sacristan, y se lo avisó al Teniente Cura: inmediatamente se hicieron dilijencias, y estando en averiguaciones avisaron de Yunguyo que alli habian tomado al ladron fundiendo el oro y separando las piedras de las alhajas. Fue luego el Teniente a recojerlas, saliendo los de Yunguyo a recibirle con gozo igual al pesar que tuvieron primero por el robo. Contreras confesó su delito, y fue entregado a la justicia. Estando al pié de la horca tornó a referir, cómo la Vírjen lo quiso contener en su crimen y las grandes luces que vió en la Iglesia: murió mui contrito, pidiendo perdon a Dios, a su santísima Madre y a todos los fieles. Esto sucedió el año 1613, siendo Prior de este Santuario el P. Fr. Diego de Medina.

#### GAPITULO 21.

Curacion de un Sacerdote—dos hidrópicos—dos tullidos—y un endemoniado.

S. Dionisio llama a la Virjen—Officina curationum et pelagus sanitatum. Y ciertamente aquí ha comprobado ella ser la divina panacea de todas las enfermedades, como lo dicen los milagros anteriores y los signientes.

Affijidisimo se vio por agosto de 1394 un Sacerdote natural der Sevilla, que habia once años padecia en un riñon agudos dolores; postróse ante una imajen de nuestra Soñora, encomendose a ella prometiéndole visitarla en su Templo, y hacerle sus novenas. Y luego al punto se sintió bueno sin mas remedio que esta promesa, que vino a cumplir, trayendo de ofrenda un gran acetre de plata, con su hisopo, que hasta hoi recuerdan su beneficio.

Casi por este mismo tiempo hizo esta Madre celestial otra curacion milagrosa con D.ª Gerònima de los Rios esposa de D. Juan Manuel de Anaya, Tesorero real y Correjidor del Collao. Dicha Señora enfermó de una hidropesía mortal, que agravándosele diariamente, no halló mas remedio que ofrecerse a la Vírjen de Copacabana, prometiendo ir a hacerle sus novenas caminando una legua a pie. Asi lo hizo trayendo grandes ofrendas de aceite, cera y otros regalos. Seguia su novena con gran fervor, y el quinto dia una persona le aconsejó que se untase con el aceite de la lámpara de la Vírjen; y aunque el aceite no es un buen remedio contra la hidropesía, siguiò el consejo, poniendo en Maria su confianza. El efecto de su fe se conoció muy pronto; pues a las cuatro horas se sintió mejorada, y luego despues sana del todo.

Igual beneficio dispensó a Ana Ruiz, mujer de Alonso Martin, que cinco años estaba sufriendo el mismo mal de hidropesía: habíanse agotado sin provecho todos los remedios de médicos y curanderos, y resolvió ampararse de la Vírjen de Copacabana, pidiéndole usase con ella de su ordinaria elemencia. Marchó a su Santuario con esta firme esperanza, que no le salió fallida, pues al último dia de su novena recobró su entera salud, y publicó esa misericordia de Maria con ella.

Este mismo año 4591, Cristobal Pacana, natural de Ayoayo tullido desde su niñez, oyendo los milagros de Copacabana, se animó a ir, haciéndose acompañar por algunos deudos y amigos: llegado a su presencia comenzó con gran devocion y lágrimas su novena, y en un dia de ella, estando oyendo la misa que suplico le dijesen en el altar de la Vírjen, se levantó sano y bueno con admiracion de todos, que esclamaron— Sicut audivimus sie vidimus.

A los doce de mayo del mismo año esta Madre de Copacabana sanó a un indio de Juli, tullido de mucho tiempo, que por persuacion de los Padres Jesaitas vino a este Santuario, y concluida la novena se volvió a su pueblo por sus pies.

Por este mismo tiempo, Cristobal Topa, hijo del mayordomo de nuestra Señora, estuvo a la muerte de una disenteria que por un año seguido lo aniquiló: pero asi enfermo se hizo llevar a la Iglesia para encomendarse a la Vírjen con su misa, y habiéndole puesto un manto suvo, sintióse luego aliviado, y despues con entera salud.

D. Martin Tupa Lupa Cacique principal de Yunguyo estuvo a

la muerte, atormentado por el demonio con horribles visiones; aconsejado vino a encomendarse a esta soberana Reina, se confesó contrito, se hizo decir su misa con la Imajen descubierta, asentóse en la Cofradía por veinte y cuatro, y luego se halló sano y libre del infernal tormento.

CAPITULO 22.

Milagro de la Virjen salvando a uno de un rio.

Revna v Madre de misericordia llama a Maria la Iglesia santa v todos sus hijos. Y con justa razon, pues no hav obra de piedad que ella no ejerza, ni desgracia que no socorra. Francisco Valderrama natural de Daymiel, vendo de Santa Fé a Mariquita, en la nueva Granada, quiso pasar un rio muy crecido, cuva impetuosidad lo arrebató: viéndose anegar en la corriente invocé el ausilio de esta Madre de Copacabana, y luego sintió que por los cabellos lo sacaron sobre el agua hasta llegar a una islita, donde estuvo por algunos dias sin poder salir, embarazado por el agua. Encomendose de nuevo a la Vírjen, agradeciéndole su primer favor. Despues menguó el rio v lo pudo vadear. En gratitud de su escape prometió hacer su romería y su novena, y se puso en camino. Mas, al acercarse a Lima empezó a resfriar en su buen intento; apeòse al lado de una acequia, y tendió su capa en es márjen para recostarse; despues de descansar un rato subió en su caballo, y picándole para tomar la capa, cayó el animal dentro la acequia cojiendo debajo al jinete, oprimido asi dentro del agua como en prensa. Encomendose de nuevo a la Virjen, y pasando lucgo unos negros lo sacaron del apuro, quedándose él sin lesion alguna, pero el caballo con la pierna quebrada. Cumplió pronto su promesa publicando con lágrimas las señaladas mercedes que habia recibido de tan compasiva Madre. Sucedió esto por el año 4592: pero ios ingratos y los mal cumplidores de sus promesas a Dios y a los Santos son de todos los años y de todos los dias; sin reparar que se lañan a sí mismos, pues ni los Santos ni Dios necesitan del cumplimiento de nuestras promesas, mientras que nuestra desagradecida infidelidad nos cierra las puertas de su misericordia.

# CAPÍTULO 23.

Raro milagro de la Virjen con el de la cadena de oro.

Yo dije al Señor, conozco que sois mi verdadero Dios, pues no necesitais de mis bienes para nada. Conservadme pues; porque no puedo esperar sino en Vos. Estas palabras dichas por un Rei tan grande como David, deberian convencernos de nuestra gran miseria y de nuestra absoluta nulidad, ante la presencia de nuestro Criador y Couservador, que es feliz en si mismo y cuya gloria esencial no pueden mejorar todas las fútiles riquezas de los hombres. Lo mismo debemos decir de la gloria de los Bienaventurados, que consiste en la posesion e inefable fruicion de Dios. Pero somos a veces tan necios que presumimos que sin nuestras míseras ofrendas, los Santos no serian tan grandes, o quizás no se moverian a interceder por nosotros: y esa presuncion fátua recibe ordinariamente su castigo acá mismo, como se verá en el caso siguiente.

Habia en Guamanga un tullido conocido por el Gaitero, que noticioso de las muchas curaciones de su misma enfermedad obradas por esta Reina milagrosa, se hizo traer a su Santuario; y despues de cumplida su novena con el fervor que todos los necesitados, fué Dios servido de concederle perfecta salud por la intercesion de su divina Madre. En gratitud de su sanidad dejóle a la Virjen una cadena de oro: y al volver a su casa fueron los deudos y amigos a dar-le el parabien de su maravillosa curacion por la clemencia de Dios y de Maria santísima. Sí, contestó él, la Vírjen me ha dado salud; pero me ha costado mi buena cadena de oro. ¡Cosa maravillosa! apenas pronunció tan indevoto gracejo volviò a quedarse tullido como antes. Bien pudo ser eso una chanza, una lijereza, lo que se quiera; el castigo inmediato a tanta imprudencia, sino es jactancia, con la mas magnánima y jenerosa de las Reinas, nos enseña

cuan cautos, reverentes y humildes debemos ser con quien nos favorece por puro amor, por compasion maternal, por su clemencia divina, y no por esas bagatelas miserables que solo mueven e interesan a los hombres terrenos. Conserva me, Domine, quoniam speravi in te.... Deus meus es tu, quoniam bororum meorum non eges. Así lo reconoció despues ese infeliz, y sufrió con cristiana resignacion el mal que Dios le volvió para purificar su alma, haciendo merito del sufrimiento, ya que no supo guardar el beneficio con grato silencio.

# CAPITULO 24.

Milagro de la lluvia sacando la santa Imajen.

Et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur, dice el real Profeta en aquel salmo admirable 106, donde hace una reseña de las
diferentes tribulaciones de que la bondad divina sacaba a los hijos
de Israel cuando clamaban a él con todo su corazon. Y ese verso
lo repite cuatro veces en el mismo salmo, para indicarnos que los
hombres en todas las edades y partes del mundo son lo mismo, que
regularmente solo claman a Dios cuando se ven en angustias. Pero
Dios tambien siempre es el mismo: y los hijos de la lei de gracia podemos añadir mejor que los hijos de la Sinagoga—et de necesitatibus
eorum eripuit eos. Lo hemos visto en los milagros ya referidos, pero el siguiente nos lo mostrará mejor.

Las sementeras de toda la provincia de Chucuito, despues de crecidas, se estaban secando por falta de agua. Viendo que si esa cosecha se perdia, vendria una hambre cruel, se convocaron todos los pueblos y juntos con sus Sacerdotes acudieron en rogativa al Santuario de Copacabana, suplicando al P. Prior y Relijiosos con peticiones firmadas de los mas principales, que se bajase a la santa Imajen de su trono y se sacase en procesion por el cementerio. Despues de discutida la peticion de los pueblos con los Sacerdotes y Seglares doctos de la provincia, accedió la Comunidad a la súplica, motivada en la gran necesidad comun. Puesta la soberana Ma-

dre en sus andas, adornadas de muchas jovas, encendi las muchas antorchas y cirios, acabada la misa y sermon, conmovidos todos los ánimos, y regando el suelo con lágrimas en vez de mistura, salió la procesion con la Imajen de aquella Reina que tiene su glorioso trono en los cielos sobre una columna de nubes. Iban dando su vuelta por el cementerio con llanto y profundos suspiros, porque el cielo se mantenia sesgo y sin rastro de nubes; aunque al llegar la anda al arco que está frente a la laguna empezó a soplar un viento tan vehemente, que la multitud temió que iba a arrasar las paredes, si bien el ruido era por lo alto, pues la jente se recreaba abajo con un manso céfiro, que anunciaba bonanza. Luego empezó una suave lluvia sin ruido ni tempestad, de suerte que todos se mojaban, mientras que ni una gota cavò sobre la Virjen, que fué entrando en la Iglesia con clamores de triunfo y lágrimas de regocijo. Porque aquella garúa fué principio de quince dias de lluvias abundantes que les dispensó Maria, pero admirable hasta en el modo, porque llovía desde las cinco o seis de la tarde hasta las siete del dia, despejando luego con un sol hermoso que les dejaba continuar sus faenas del campo; y aun volvieron a sembrar de nuevo en toda la provincia, de modo que ese año fué el mas fértil que se viera. A mas de haber empezado esa lluvia sin nubes, observaron muchas personas, que el rostro de la Vírjen cambió con una mudanza apacible, indicio cier. to del beneficio que tan abundantemente les iba a dispensar. Dominum cum tribularer, clamavi, et exaudivit me.

#### CAPÍTULO 25.

Un ahorcado—tres estropeados por caballos y dos tullidos.

La poca conformidad con las adorables disposiciones de la divina Providencia, ecceca y despecha a los hombres hasta al suicidio y hasta la perdicion eterna; pues no podemos ni debemos obligar a Dios a hacer milagros contra nuestro despecho, como lo hizo la Virjen con un indio del Cuzco. Apurado por algunas personas,

quizá por escapar de demandas, resolvió ese bárbaro ahorcarse; y en efecto se subió a un árbol, se echó lazo al pescuezo y se dejo caer. Así hubiera muerto sino hubiesen pasado unos indios por allí que conociendo al ahorcado, avisaron luego el triste suceso a su Padre: éste corrió al punto, y lo halló vivo aun. Mandó descolgarlo, y preguntándole cómo no había muerto, declarò que antes de ahorcarse se había encomendado a la Virjen de Copacabana, cuya medida traia; y que seguramente ella la había librado de la muerte que él se quiso dar. Este milagro está pintado en la Iglesia de S. Agustin del Cuzco, donde hai una cofradía de nuestra señora de Copacabana, y tambien lo está en los arcos de esta Iglesia. Repetimos que este milagro singular no debe servirnos para tentar a Dios, ni a la Vírjen, sino-para hacernos sobrellevar con humildad los trabajos de este valle de lágrimas.

En Santa-Cruz de la Sierra, a 44 de junio de 1592, un cofrade de esta Vírjen, llamado Baltasar Gonzales Mendoza, corriendo un caballo lo echó por tierra quebrándole las dos canillas de la pierna: encomendóse a ella, prometiéndole visitar su Santuario con sus novenas. Hecha esta promesa se halló sano y bueno, y luego vino a cumplinla mui agradecido.

En este mismo año sucedió otro milagro que asombró toda esta tierra: y fué, que un Francisco Hernandez estaba limpiando un caballo, que le dió de coces y con ellas la muerte. Los que vieron la desgracia invocaron compadecidos a la Vírjen de Copacabana, que con asombro de todos acudió a sus ruegos, para confirmarlos en su devocion, restituyendo la vida al difunto, el cual en agradecimiento de tanta fineza vino a su santa casa, a hacerle sus novenas y a ofrecersele por su eterno esclavo.

Otro indio arrastrado por un caballo, colgado del estribo, invocó a esta milagrosa Madre con afecto; y al momento se rompiò el estribo, y se levantó sano y bueno, habiendo sido arrastrado largo trecho. Vino luego a pagarle el justo tributo de su gratitud con novenas. Por agosto del mismo año se apareció esta Vírjen a un Diego Chica del Cuzco, tullido de mucho tiempo, que andaba a gatas sin poder levantar el cuerpo de la tierra, y le mandó que acudiese a su santa casa. Vino con otros Peregrinos, y compudecida seguramente esta tierna Madre de los trabajos de su romería, se le volvió a aparecer en Ácora, diciéndole que al dia siguiente lo sanaria en el camino. Y así se verificó, de modo que llegó acá restablecido, y en agradecimiento se confesó e hizo su novena con gran devocion.

De la peste jeneral de víruelas y sarampion de 1589, quedó tullida una india de este mismo pueblo. Ines Urcoma, hija de Domingo Larula. Zelosa al ver el alivio de tantos otros como ella, andaba arrastrando a la Iglesia, y cerca del altar de la Vírjen se postraba pidiendole con lágrimas su alivio. Así seguia su novena en el 12 de mayo de 4592, cuando despues de haberle puesto el Sacerdote su Evanjelio fué poco a poco asiéndose a la pared, se puso en pie, y empezó a andar quedando sana y sin lesion.

## CAPÍTULO 25.

De una ciega-un kinchado de Chucuito y un indio de Chile.

Vuestros pecados hicieron esconder el rostro a Dios, y no le dejan oiros, decia Isaias a los insensatos Israelitas; y lo mismo nos elama ahora la Vírjen santa, por lo que al acercarnos a pedirle alguna gracia no debemos ir con el alma manchada con pecados que ofenden e irritan a su divino Ilijo.

El año 4593 la Vírjen de Copacabana dió vista a Catalina Guampa, de Hayohayo, ciega de cuerpo y alma, que vivia poco honestamente. Pero, a pesar de eso vino a su Santuario a hacer su novena, quizà por moda o por disipacion, como la Ejipciaca a Jerusalen. Y habiendose quedado sola en la Iglesia le dió la Vírjen una voz diciéndola—Confiésate, hija! Hizólo así con gran dolor y contricion, y luego quedó con vista. Prueba de que los pecados le estorbaban la gracia que pedia.

Por abril del mismo año, Juan Cespedes, de Chucuito, gran devoto de esta Madre admirable, arrojó una postema con su bolsa, viendo correr toros. Mas el humor acudió a las piernas, que se le hincharon con crueles dolores. Trajéronlo en litera a esta santa casa, donde confesó y comulgó, y le pidió con fervor su alivio a Maria, que viendo las buenas disposiciones de su alma, le hizo recobrar entera la salud del cuerpo.

El P. Difinidor y Prior de este Convento, Fr. Juan Vizcaino, refiriendo un dia los grandes milagros de la Vírjen, obrados en este insigne Santuario suyo, contó que en años pasados habian venido unos soldados de Chile, quienes declararon habersido aliá testigos del prodijio signiente. Llevaban en su compañía un indio cristiano, que por haberse adelantado lo tomaron los indios salvajes. Se queria defender, o tuvo la audacia de provocar a los enemigos: lo cierto es que lo clavaron en sus pieas y lo levantaron en alto. El desgraciado neófito invocó en el aire a la Madre de Copacabana, de cuyo gran poder en favor de los angustiados habia oido hablar mucho a los Españoles. Estos viendo al indio su compañero empicado, acudieron a defenderlo o a enterrarlo; pero lejos de encontrarlo muerto, ni herido, apenas le encontraron unos araños o cicatrices, que hicieron el milagro mas notocio, y estendieron mas la devoción de Copacabana en aquella tierra.

### CAPITULO 27.

De un niño resucitado—una niña con gota coral y otros.

Cuando S. Pablo llamó a Jesucristo el primojénito entre muchos hermanos, tendria presentes los millares de hijos adoptivos que tendria su Vírjen Madre, a quien él constituyó Corredentora de todos sus relimidos. Por eso ella nos mira con amor de Madre, y por eso nosotros tenemos la dicha de podernos llamar y de ser hijos suyos; puesto que somos hi os de Dios y coherederos con Jesucristo, como dice el mismo Apóstol. Y en esta devotisima Imajen es donde Maria desempeña mejor su ternura maternal sobre sus hijos atribulados.

A los 26 de enero de 4593 quedo muerto de una caida Bartolomé Pariguana niño de año y medio. Desconsolada su madre, Inés Yuyo, lo envolvió en unos pañales, no para amortajarlo, sino para traerselo corriendo y llorando a los pies de Maria. Se lo tendió ante su altar exha'ando su corazon en súplicas y llantos desgarradores. En eso salió un Sacerdote a decir misa, se descubrió la santa Imajen y despues de haber elevado la hostia, el niño revivió. Solo las madres podrán comprender la expansion de gozo y de gratitud con que esta madre feliz magnificaria a su Madre divina.

En los valles de Chuquisaca había en 4594 una doncella que había seis años padecia de gota coral, y sus padres prometieron ofrecer a esta Vírjen tanta cera como pesaria la enferma, trayéndola a su Santuario, puesto que todos los medicamentos no habían podido aliviarla. Pero se sintió aliviada en el acto que acabaron de hacer la promesa; pues dándose la Vírjen por bien servida de su eficaz deseo, le quitó hasta las reliquias del mal pasado. Agradecidos de este beneficio vinieron a cumplir su voto.

Un mercader llamado Joanes Vizcaino se vió en este mismo año. arrebatado por el impetuoso rio de Tapacarí, que rebosaba de mamadre. En tal peligro invocó de corazon a esta Vírjen celestial, que segun el lenguaje de Salomon, es como un rio de agua inmensa salido del paraiso; y lo libró compadecida, encargándole que fuese su dovoto.

El año 1618 estaba en este convento un muchacho de doce a trece años, que habiendo nacido lisiado sin poder andar, su madre lo curó sin mas remedio que untarlo todas las mañanas con el aceite de la lámpara de la Vírjen.

Cierta enfermedad grave y oculta de cinco años estaba acabando a una señora de la Paz; y a fuerza de invorar a la Vírjen de Copacabana se vió libre. Viuo el año 1595 a darle rendidas gracías con su novena al Santuario.

Este mismo año el soldado Alonso Ruiz fué curado por la Vír-

jen de unas puñaladas que le dieron en una pendencia, y de cuyas heridas estaba a la muerte, desahuciado por los médicos. Pero esta Médica cefestial, a quien invocó prometiendo visitarla con novenas, le cerró las heridas y lo sanó completamente. Luego vino a cumplir su promesa con mil finezas.

Otro soldado, en abril de 1393 dióle al mulato Francisco Boorques una feroz puñilada con una daga mui fina, que debia atravesarlo. Pero solo le rasgó un poco la medida de la Vírjen, a quien invocó al verse invadido, y le sirviò de escudo. Por este y otros mil casos maravillosos ¿quién no llevará con devocion la cinta bendita de esta Reina milagrosa, divisa mas distintiva de salvacion que la cinta colorada dada a la feliz Raab por los esploradores de Jericó? Dícese de Alejandro, que por no lastimar un famoso fresco de Apetes, pintado en la muralla de una ciudad enemiga, no quiso tomarla por fuerza. Y ¿no creeremos que Lusbel se pasará despechado al ver la muralla de nuestra alma con la efijie de Maria, si no por respeto, siquiera por temor?

CAPITULO 28.

Dos cartas contestadas por la Virjen con milagro; un dormido.

Hallandose muy enfermo un cacique de Zepita hizo promesa de visitar a la Virjeu, y en efecto la visitó con su novena: pero el Señor no lo consoló por enton es, porque quiso hacer con él otra especie de milagro. Volvióse pues a Zepita, sia alivio, viendo mas bien que la afermedad se le iba agravando; y resolvió escribir una carta a la Viljen, y se la escribió haciendole presente su grave dolencia, la tierna devoción con que veneraba su amada Imajen, la fé con que esperaba de sus manos el remedio que dispensaba a tantos otros; y en fia, le dijo en su rudeza cuanto le sajerían su dolor y su esperanza. Cerró la carta, la rotuló a la Madre y milagrosa Reina de Copacabana, y se la mandó con un deudo suyo. Apenas salió el propio cuando el doliente quedó rendido en suave sueño, en el cual le intimó la Vírjen que volviese a visitarla, y sanaria. Al despertarse

mando que formasen un guanto o litera para llevarlo al Santuario, y aunque de noche ya, lo sacaron de Zepita; pero no pudieron pasar de Yunguyo, pues hai siete leguas. Entre tanto el propio habia llegado a las siete de la noche al Convento, cuvo Prior Fr. Alonso Torejon, viendo el sobre y la urjencia del portador, fue con los Relijiosos, abrió el velo con respeto y puso la carta en las manos de la Virjen; volvió a cerrar y se llevó la llave. Por la mañana deseoso el P. Prior de saber el resultado, fué con los relijiosos y vieron la carta abierta a los pies de la santa Imajen. Tuvieron esta señal por contestacion favorable, y por ella estaba la comunidad dando gracias, cuando el enfermo entrò por la Iglesia con gran tropel, pidiendo a voces la salud a la Virjen. Lo pusieron en la peaña del altar, donde le vino un gran sudor, luego se levantó y empezó a andar, como si no hubiese tenido mal alguno. Entonces refirió la aparicion del sueño, dió gracias a su compasiva Madre, y se volvió sano a su pueblo.

Cerca del Cuzco habia un indio tullido de mas de quince años, solo andaba arrastrando, y animado por tantas maravillas de Copacabana, resolvió ir, comprandolo necesario para su viaje con las limosnas reunidas. Llegó al Santuario con gran trabajo, cumplió su movena, pero sin mejorarse; y como se hallaba ya sin recursos se volvia desconsolado a su pueblo, y en el tambo de Lurucache se encontró con un indio conocido que iba a Potosí con ánimo de entrar a Copacabana por pedir a la Vírjen la salud para un hijo suvo manco de un brazo. Pues, amigo, le di o el tuilido, vas de balde: vo he ido con mil trabajos, y me vuelvo lo mismo. Sigue derecho tu camino sin ir a perder el tiempo y tu pobreza. Sin embargo, le replicó el viajero; he de acudir a esa Vírjen, porque ella ha curado a otros mas estropeados que mi hijo. Ella se compadecerá de mí, que soi mas pobre y miserable. Viendo el tultido la fé de su compañero avivó la que el estaba apagando, y conversando de varios milagros de esta Médica soberana, se resolvió (ya que no tenia como volver) a escri-Ibirle una carta. Suplicó pues que se la escribieran, suplicando humildemente a la Vírjen se compadeciese de su gran trabajo, que no lo dejase desconsolado ya que habia ido hasta su santa casa, donde prometia volverla a visitar si se aliviaba. Mucho se enterneció y lloró ese infeliz al acordarse que tantos ciegos y tullidos habian ido peores que él al amparo de esta celestial Enfermera, y habian regresado aliviados. Esas lágrimas rociaron y sellaron la carta, que el animado compañero puso a los pies de la santa Imajen. Y tosa asombrosal en aquel mismo punto su hijo manco quedó aliviado y sano, y el tullido allá en la distancia sintió firmeza en sus pies, un repentino sudor, vigor en el cuerpo y empezó a gritar—La Madre de Dios de Copacabana me ha dado salud.—¡Púsose luego en camino para acá, donde dió gracias a la Vírjen, y donde algunos indios que lo acompañaron certificaron la repentina maravilla que habian visto en él.

El año 1596 viajaba por la sierra un español, Cristobal Muñoz Cebada, y llegó a un rio caudaloso, cuya corriente apenas las persouas pasaban con balsas, y los animales a nado. No tenia mas caudal que su caballo, y con dolor tuvo que echarlo a nadar, como los demas. Como la avenida era impetuosa, lo arrebató al caballo y lo volcó bajo las aguas: todos lo creyeron perdido. Aflijido el pobre viajero con pérdida tan sensible, se quitó el sombrero, se hincó y en alta voz empezó a invocar con humildad a la Vírjen de Copacabana, cuyos milagros publicaban sus favorecidos. Y en aquel mismo punto de su fervorosa invocación vieron todos salir el caballo sumerjido, que nadando animoso contra la corriente y luchando con la avenida, salio sin lesion a la orilla opuesta.

Por mayo de 1597 vino a este Santuario en hábito de peregrino un Miguel Andrade de Tiraque, distrito de Misque, a agradecer el gran favor que le hizo la Vírjen, y fué asi. Iba ese Andrade viajando y su macho lo tiró con tal desgracia que perdió los sentidos y el habla: como muerto estuvo por tres dias y medio, y en su enajenamiento le pareció verse trasladado en una casa de jente estraña que tenian sus cordeles con holas de plomo en los estremos, como usaban los indios

Uros de la isleta del Desaguadero, y como usan aun los indios Pampas para enlazar toros, tigres etc. Si se asentó su imajinacion al verse entre tales forajidos, mas se sobresaltó cuando les oyó gritar ;a ese! cójanlo a ese! mirándolo a él. Creyendo que yá lo tomaban y ahogaban, esclamó acongojado ¡Valedme, Vírjen de Copacabara! y al esfuerzo y al susto se recobró de tan fea pesadilla; cuya invocacion a la Vírjen le volvió el habla y la salud. De modo que esta milagrosa Reina hasta a los que en sueños la invocan sabe curar de sus males verdaderos. No es pues estraño que desde Tiraque viniese peregrinando a pie a darle gracias de tal favor.

## CAPÍTULO 29.

Un enfermo confesado—una niña resucitada— dos toreadores—un quebrado.

Está la Virjen santísima tan llena del espíritu de Dios, que tambien puede decir como Isaias.—El Señor me ha mandado para anunciar la paz a los humildes y curar a los contritos de corazon.—Les casos siguientes lo prueban bien.

En 1598 iba a Potosí en compañia de otros un Mateo Perez natural de Meüda y en Collao pasó hora por él. Aconsejáronle sus compañeros que fuese a Copacabana y se encomendase a la Vírjen. Asi lo hizo, siguiéndolo sus compañeros en la romería. Llegados al Santuario trataron todos de confesarse, principalmente el enfermo: pero no encontrándolo el Confesor con las disposiciones necesarias, le suspendió la absolucion. Fué tal la pena que esto le causó, que postrándose ante el altar de la Vírjen se deshacia en lágrimas de dolor y arrepentimiento. Satisfecho Dios de su dolor y propósito, por intercesion de Maria le restituyó la salud, le enderezó la boca que antes tenia torcida, y antes de moverse de donde estaba arrodullado se sintió perfectamente restablecido. Todos los circunstantantes empezaron a dar voces alabando a la Vírjen por la maravilla, eslieron los Relijiosos que, al descubrir la santa Imajen, la hallaron

mui encendida, como manifestando la llama de la caridad que para la penitencia habia encendido en el corazon contrito de este su devoto, que confesó y comulgo con grandes mejoras de su espíritu.

En enero de 4597 resucitó esta Señora a Francisca Rodriguez, niña de cuatro años, que estando para enterrarla se levantó buena delante de tedos. Era hija de Martin Tamayo y de Francisca Gomez, muy devotos de esta Reina, a quien invocaban siempre en sus aflicciones; y en hacimiento de gracias por este milagro venian a su Santuario, y en el camino quiso la Vírjen favorecerlos con otro; y fué, que el caballo en que iba la Señora se despeñó por una cuesta. Al estar rolando no se le caia de la boca la invocacion de Copacabana: la Vírjen era su esperanza, y fué su Salvadora; pues habiéndose despedazido el ciballo y su sillon, ella se levantó sin lesion alguna. La gratitud fué entonces excesiva, cual debia ser por dos milagros.

Estando en Tiaguanaco el Obispo de Charcas D. Alonso Ramirez de Vergara, por octubre de 4508, quisieron los indios por manifestarle su gran contento de verlo entre ellos, darle una corrida de toros (costumbre dificil de extirpar a pesar de su barbarie). Uno de ellos lo ensartó a un indio en las astas, y le dió muchos golpes por gran rato. Los espectadores, viendolo en tal peligro, no hacian más que invocar a Dios y el ausilio de la Virjen de Capacabana, principalmente cuando divisaron por el cuello del indio una raya colorada, que les hizo creer estaba ya degollado. El pobre tore idor también se había en comendado a la Vírjen, y el toro lo dejó. Levantose entonces airoso, y mostrando la medi la colorada, decia con garbe: Teniendo yo la medida de nuestra Sañora ¿qué mal me había de hacer el toro? Todos quedaron admirados, por que el milagro fué patente, debido a la cinta y a la invocacion de la madre de Copacabana.

Otro tanto sucedió en este mismo pueblo el año 1614 a unindio, a quien en una corrida un toro bermejo y ferosisimo lo ensartó y lo arrastró como un cuarto de hora; por que, a pesar de haber inucha jente española nadio se atrevia a acercársele por su gran ferocidad; solamente a gritos llamaban el ausilio de la Virjen, que hizo lo sol-

tára el feroz animal. Acudieron entonces a levantarlo, y lo encontraron sin resto de herida, sano y bueno. Por tal escape dieron gracias a Dios y a su santísima Madre.

Por abril de 4599 esta celestial Emperatriz obrò otra maravilla con Alonso Hernandez de Montenegro, natural de Pontevedra en Galicia sanándolo de una pierna que se habia quebrado, vadeando el Pilcomayo. Lejos de componerse la fractura en cuarenta y cinco dias de cama, se pouia la pierna mas hinchada y dolorida, hasta que se hizo traer a este Santuario, donde sanó en el término de un día natural, con solo la vista curativa de esta Vírjen veneranda. D. Luis de Peralta Cabeza de Vaca, Correjidor entonces de este distrito, tomó informacion de este caso maravilloso, y lo depositó en el archivo de este Convento.

CAPITULO 30.

De la ceniza volcánica—un resucitado-dos tullidos y el indio Uro enrado e instruido.

Es imposible referir todos les milagros que esta Vírjen adorable ha hecho y hace a cuantos la invocan o visitan; pues ella es para los desgraciados mortales mejor que la subiduria, un tesoro inexahusto, inagotable, infinito de gracias. Infinitus enim thesaurus est homnibus. Sap. 7 v. 14. Sin embargo, seguiremos refiriendo los que ha conservado la historia.

El volcan de Arequipa en 4609 arrojó una rara erupcion de cenizas, cuyos espesos torbellinos obscurecieron la admosfera, esparciéndose a un círculo de mas de doscientas leguas, pues cenizientas se pusieron las hojas de los árboles hasta Lima y Potosí, y a mas de ochenta leguas en el mar la vieron los navegantes. De modo que todo el Perú se viô cubierto de ceniza y de tinieblas parecidas a las de Ejipto, cuya causa ignoraban los distantes. Viéndose los de Copacabana oprimidos con tan densa obscuridad, sin ver la luna, ni el sol, ni la laguna, ni aun los cerros del pueblo, acordaron sacar en

procesion a la santa Imajen. Se juntiron algunos Sacerdotes de Yunguyo. Zepita y provincia de Chucuito, el Gabernador, varios Relijiosos y mucha jente española. Satió la venerable Efijie en hombros de Sacerdotes por el cementerio, y al llegar al fiente del arco de la laguna se viò repontinamente una gran claridad, y empezaron a dar voces a la Vírjen para que llevase adelante aquella moravilla; lo que se verificó, dejando ese dia descubierta la Vírjen; y el cielo siguió aclarándose hasta recobrar completamente la luz, que en las otras partes tardaron todavia a disfrutar; porque donde estaba esta vara prodijiosa de Moises debia verificarse mas pronto la disipacion de las unieblas y el recobro de la luz.

El archivo de este Convento guardó la informacion del siguiente milagro, hecha por D. Pedro Alonso Bajo, Vicario eutonces en 1604 le la provincia de Canes y Canches, y despues Arcediano de la Catedial de Arcquipa. Llevaba un negro a un niño de siete años llamado Alonso Casana, y habiéndosele caido la capa al negro, al querérsela componer la revolvio por las piernas de la mula, que espantada, empezó a brin ar y corcovear hasta tirarlos al suelo. El golpe fué tan feroz que el mão que lo muerto. Sus padres aflijidísimos con tal desgracia, se acojieron coa viva fé a la protección de la Madre de Copacabana, acompaña adolos en sus doloridas súplicas muchas personas testigos del lastimoso desastre. Prometieron visitarla con novenas, y llevarle una limosana a su Iglesia. Apenas hicieron su promesa el lifuato mão empezó a menearse, abrió los ojos y luego se evantó sano y bueno.

Sirvió de albiñil en este Convento un indio. Juan Poma, a quien la Virgen en 1602 habia carado, siendo tullido de cinco años andando arrastrando por el suelo, causando lástima a todos. Hizo su novena, y en el sesto dia se levanto y sanó hien.

Por marzo del mismo año curó la Vírjen a etro indio tullido de siete años, llamado Alonso Apasa, de Juli, que se unimó a visitar esa casa de consuelos y predijies. Al llegar se confesó y comulgó, si

guiendo su novena con edificante devocion, pidiendo a la Vírjen le quitase aquel impedimento para ocuparse en su servicio; y el último dia se levantò con sana integridad, haciéndose lenguas en loor de la Vírien santísima.

Por estos años sucedió la curacion e instruccion de un indio Uro, que presenció y escribió el Licenciado Diego Flores en su libro titulado-Preciosa Margarita de la vida y muerte de la Virjen Maria, cuva sustancia es como sigue.

Un indio bárbaro natural de una rancheria de Uros, jente casi bestial que vive en miserables chozitas de este gran lago Titicaca, sustentándose con raices de totora, pececitos y aves de la laguna, teniendo algunos sus tugurios flotantes sobre la misma agua, sin union ni sociedad comun, ignorantes y estúpidos que dan compasion, como la tuvo esta bendita Vírjen del que vino a saludarla a gatas, por ser tullido a nativitate, ignorando hasta el Padre nuestro y Ave Maria: se arrastró como pudo hasta el altar de la divina Madre, de cuvo Templo no salió hasta concluir su novena, al fin de la cual se levantó en pie, causando admiración a los que antes causó lástima. Pero mas asombrados quedaron cuando overon que ese bárbaro infeliz sabia las oraciones y misterios de nuestra santa fé, que en esas noches se diguó enseñarle aquella Madre celestial, que clamaba por el mas sabio de los Reves-lacipientes, ignorantes, imbéciles, venid a mi, comed el pan de mi doctrina! Así lo hizo con este negado idiota que ni siquiera santiguarse antes sabia, bajando de su trono para constituirse su doctrinera, enseñándole ad mis un himno o canto sobre la pasion de Jesus, que traducido es así-

El hermosísimo Esposo Sobre todo lo criado Sin tener culpa niuguna Sus queridos lo afearon.

¡Ai dolor, ai dolor!

Aquellos crueles savones Lo teatan como inhumano: Le atan a una columna Las manos, el cuello y brazos.

1Ai dolor, ai dolor! Su sangre derramó por nuestro amor. Su sangre derramó por nuestro amor. Descargan con rabia azotes En el cuerpo sacrosanto, Y siendo esplendor de gloria Sus carnes hacen pedazos.

¡Ai dolor, ai dolor! Su sangre derramó por nuestro amor.

Con juncos, duros espinos Su cabeza taladraron: Viva corria la sangre Por el uno y otro lado.

¡Ai dolor, ai dolor! Su sangre derramò por nuestro amor.

Al que dá la vida y gloria Honra y vida le quitaron: Trátanlo como a ladron, Basta enclavarlo en un palo. ¡Ai dolor, ai dolor! Su sangre derramó por nuestro amor.

Con hiel amarga y vinagre En la cruz jai! lo abrevaron, Y con lanza le partieron Del corazon el costado.

¡Ai dolor, ai dolor! Su sangre derramó por nuestro amor.

Asi muerto en el madero Los Ánjeles lo lloraron, Y los piadosos Varones A su madre lo entregaron.

!Ai dolor, ai dolor! Su sangre derramó por nuestro amor-

Este milagro y este cántico es uno de los mas tiernos que trae la novena de nuestra Seãora, cuyo aprovechado discípulo ya no volvió a la vida silvestre de los Uros: sino que se fué a Juli, cuyos padres Jesuitas decian que cuando el indio cantaba este himno lo hacia con tal devota compuncion y tierno dolor, que conmovia los corazones, haciendo llorar a cuantos lo oian. ¡Dichoso él, que tuvo tal Maestral

#### CAPITULO 31.

De una ciega-un derrumbado en una mina-y un tullido.

Es mejor no hacer votos ni promesas, que despues de haberlas hecho no cumplirlas. Este consejo del Espíritu Santo se lo enseñô prácticamente la Vírjen a una ciega que por poltrona lo habia olvidado. Era esa una tal D.ª Ana Abalos del Cuzco, que estuvo dos años privada de la vista, y prometió a la Vírjen de Copacabana vistarla a pie, si la aliviaba. Apareciosele la señora por la noche y le dijo, que cumpliese su voto y recubraria la vista; y la recobró un

poco al solo resolverlo. Púsose luego en camino, y la recobró enteraSiquiera por gratitud debia continuar su romerta a pie; pero se dejó
vencer de la molestia y cansancio natural, y en el tambo de Lurucache
subió en un macho mui manso, que a pesar de ser su sillonero, la
tirò, la arrastró y aun le puso su pala en la boca: castigo bien merecido a tan mal cumplidora de sus promesas. Bien lo conoció ella;
pues al caer invocó de nuevo a la Madre de Copacabana pidiéndole
ausilio y perdon de su poca fidelidad. A sus voces acudió jente, cortaron las riendas del macho, la levantaron sin lesion y sin ganas de
volver a montar: siguió a pie su peregrinacion, y fué cumpunjida a
dar gracias de dos beneficios a su celosa Libertadora. Sucedió esto
el año 4603. Aqui podiamos decir lo de Virjilio.—Discue justitiam
moniti, et non temnere divos. Aprended infieles perezosos con este
escarmiento a no despreciar ni olvidar las promesas hechas a los
Santos.

En las minas de Turco este mismo año, en la nombrada veta de los pobres, salvó la Visjen a un indio de Pedro Ródriguez Romero. Estaba el pobre peon trabajando en una barbacoa de mazos grandes de madera, a cuatro estados bajo de tierra, cuando se hundió todo eso a veinte estados mas profundo, con gran fuerza de piedras y peñas enormes. Creyeron al pobre indio destrozado entre tanta balumba de rumas; y no pudiendo sacarlo pronto, trataron de sacarlo a los dos días, siquiera para enterrarlo como cristiano: pero con agradable sorpresa lo encontraron vivo entre dos peñas abuccadas. Preguntándo le como había podido asilarse allí, contestó que se babia encomendado a la Sañora de Copacabana, y ella como una linda Matrona vestida de blanco lo había tomado de la mano, y por entre tanto destrozo lo había colocado en aquel hueco, de donde esperaba salir libre. Y así fué; dando todos gracias a Dios y a su Santísima Madre.

Por octubre del mismo año sanó esta Vírjen bendita a un indio de Chucuito, Ambrosio, que estaba tullido de quince años y andaba arrastrando de un lado. Vino a hacerle su novena, y antes de acabarla se levantó en pié. Habiendo visto este milagro un relijioso Predicador de este Convento, que se estaba consumiendo con unos dolores continuos de estòmago, acudió con fervor a la santa Efijie, y se mejoró sin volver a sentir jamás tan penoso dolor.

## CAPITULO 32.

Salvamento de cinco indios de Potosi.

Ya que la travesura de algua nião o de algun desaforador indevoto ha arrancado de esta obra como cuatro capítalos, privándonos de saber lo que contendrim, suplirémos el presente con el milagro de los indios de Potosi que trae la novena, y que precisamente debia estar en uno de ellos. Sucedió pues, que en las célebres labores de aquel afamado cerro de plata, que va se ha hecho sinónimo de una riqueza fabulosa, estaban trabajando cinco indios mitavos (de los que se les obligaba a ir a trabajar aquellas minas desde las mas remotas provincias, muchos de los cuales morian allí), cuando se derrumbó un gran lienzo de tierra v los sepultò. Al verse cerrados v casi enterrados bajo una losa imposible de removerse por sus esfuerzos y aun per los ajenos, no hacian mas que encomendarse a la Vicien de Copacabana: y ésta, compasiva los asistió de un modo bien raro. Pues en primer lugar alimentó por diez v seis dias a esos infelices, que estaban verdaderamente echados en las tinieblas de la noche v sombras de la muerte, que cuando menos les hubiese venido por hombre o desesperacion: v luego inspiró a los de afuera el lugar doude debian minar para descubrir esa sepultura de vivos, que fue por donde habia un nicho en la mina con el niño Jesus, cuvas luces conservaban siempre prendidas esos devotos forzados. Se conoce la injente mole de tierra que los cubria, cuando para descubrirlos se necesitaron diez y seis dias de un trabajo constante y asíduo. Al cabo de los cuales, temiendo encontrarlos muertos siquiera de desfullecimiento, los encuentran vivos y alegres, contando las

visitas celestiales que en su lóbrego sepulcro les hizo su amorosa Candelaria. Era cabalmente el dia de la Purificacion, ese en que Y la tardanza fué seguramente calculada por la misma los sacaron. Vírjen, para que esa coincidencia singular diese a conocer a todos, que la conservacion y salvamento de estos cinco mitavos fué obra esclusiva suya. Así lo creyó toda la ciudad de Potosí, que asombrada de tal portento, los llevó a la Iglesia como en triunfo, acompañandolos los Sacerdotes, los nobles y los plebeyos, para dar todos juntos las debidas gracias a esta Salvadora divina, cuya santa Imajen se puede decir que nació en uno de los talleres de aquella ciudad imperial. Y por eso los devotos Potosinos entre los deshaogos de su relijioso cariño con que veneran a esta Vírjen de Copacabana, uno de sus títulos es llamarla Paisana suya. Título que no debemos atribuir a idiotismo, sino a su fe; la eual nos enseña por los Apóstoles que todos somos ahora hermanos de Jesucristo, y algun dia serémos conciudadanos de los Santos y domésticos del mismo Dios en la gloria.

Capitulo 33.

Conversion milagrosa de un Doctor de Chuquisaca.

Suplirémos tambien este capítulo con un raro suceso, que tambien trae la novena y que podemos llaníar el milagro de la gracia de esta Vírjen, que nos clama por la sabidura—La me gratia omnis viæ et veritatis, in me omnis spes vitæ et virtutis. Habia, pues, en Chuquisaca un D. Diego, abogado famoso, que no vivia con la honestidad que nos impone Dios a todos por el sexto precepto de su santa lei. Pero el Señor, que muchas veces nos castiga con lo mismo que pecamos, permitio que traicionado o desairado el Doctor por el objeto de su impura pasion, se desesperaba de zelos y le parecia sufrir los duros tormentos del infierno al verse o al creerse desamado. Comunicó sus tormentos a un amigo que él creia bueno, pero que en realidad era peor que Lucifer; pues en vez de aconsejarle remediase su herida con un amor lejítimo y honesto, le sujivió que se buscase

otro objeto criminal: v como la ceguedad de las pasiones no reporal en los medios de satisficerse, por inicuas que sean, marchaba este frenetico en husca de su nuevo abismo, y al pisar el umbral de cierta casa lo detiene un importinent : ; Impertinencia feliz, que le deparó la misericordia de Maria! Se divia casualidad, pero fue el amor de esta ce estial Pastora de las almas perdilas, quien puso en el zaguan de a mello casa le per li ina un pintor que vea ha cajoncitos de los que suelen hicerse en este Sintuirio con imájenes de medio relieve, bastrite parecillis at original: abad paes el pintor un cajoncito de esos, y presentándi selo de impoviso al caballero, que venía con bien diversos pensamientos; Sanor! le dijo: comprese U. esa Madre de Coparabana para sa señora: véala U. cuan linda es; barata se la he de dar, pero ella le hade hacer a U. mil favores en el cuerpo v en el alma; pues es mui milagrosa. Ya habra oi lo U. hablar de sus portentos. Pero si viera U. cò no llor an de gusto los que van a visitarla. Muchos enfermos van a su casa y todos....Seguia el pintor su retaila, de la cual solo ovó el Doctor las primeras palabras; porque ver ese retrato de Maria, dacle un vuelco el corazon, quedársele el alma arrobada v arrasa lus los ojos de lágrimas, fué todo uno y tan pronto como la caida de Sanlo cerca de Damasco. No hizo mas que alcansorle al pintor lo que pidió, cerrar el cajoncito, aplicarlo a su palpitante pecho y regresar a su casa sia decir una polabra. Al llegar a ella desihogò su co azoa por la boca y por los ojos: se arroja a los pies de Maria y derrite su alma en tales sentimientos de dolor por susculois y de impropor ella, que jura ser su eterno esclavo, y servirla y amarla para siempre con todas sus potencias y senti os. Parecia que deliraba, y deliraba en efecto con aquel delirio inefable que le hizo esclamar al mas grande y al mas sublime de los conve tidos ¿Domine, quid me vis facere? Su conversion sue cjemp'ar vedificante: y para poner un muro de eterna separación entre él y el nundo, y para conservarle mejor a Maria su fidelidad amoro a, se va de Chuquisaca, dejando conveniencias y honores, dejandolo todo; jasi por Copicab na para agradecer a Maria el milagro de haber dado vista, vida y gracia a su alma; le ratifica sus promesas a los pies de su santa Imajen, y pasa a Arequipa a tomar la librea de sus custodios, el hábito de S. Agustin, a quien tanto se parecia en los estravios y en la conversion. Todo el tiempo de su vida fué un modelo de virtud, de penitencia y de devocion a Maria, pidiéndole sin cesar la gracia de marir el dia de su purificacion. Gracia que le concedió piadosa la Made divina que lo convirtió y cautivó con la primera mirada, como al Esposo de los Cantares; llevándolo en su preciosa maerte a disfrutar entre sus hijos de la paz eterna del ciolo, como creemos, ya que él dejó por ella todos lo amores de la tierra.

GAPITULO 34.

Milagro de unos Misioneros navegantes.

Por la estrella radiante de Jacob vaticina on a Maria los Profetas, y por la he mosa estrella del mar, la saluda da Iglesia santa y la invocabilos aparados unvegantes, quienes en las formentas esperimentanel poder de aquella que dice por Silone in-Influctibus maris ambulavi. Por lo que se nos dispensará que suplimas el presonte capítulo con la relacion de las faciosas tempestades de que la Virien salvó al que esto escribe y a sus hermanas. Silieron de Burdeos para la Paz. 23 Padres Misioneros, franciscanos, por marzo de 1853; pero apenas estaviscon en el golfo de Galcaña se vieron combatidos por recios vientos que contraciaban sa marcha y abatian sus Animos con las embravecidas elas. Sas súplicas se elevaban al Senor y a su sentísima Madre bajo la advocación de Copicabani, cuya estampa habian puesto en la camara, para qua fuere la capitana de su peligrosa navegacion. El dia del glorioso Esposo de la Vi jon calmó esa primera tormenti; pero se siguierou otras de mas peligro. Por la latitud de Buenos-Aires estacian el primero de muyo, cuando un violento y repentino uracán, que apenis dió un instante para amainar alzunas velas, enfurcció al Atlántico de tal manera que hacia pasar las olas por sobre el baque, oscureció el orizonte con una

especie de vapor nebuloso, como si el hirviente océano quisiera tragarselo; como tememos que se tragó una fragata inglesa que en aquel momento iba con todo su velamen desplegado, y no pareció mas. Corria igual peligro la fragata Arequipa, donde iban los Padres; pero sus clamores a los pies del cuadro de Copacabana obtuvieron la bonanza, sin mas pérdida que dos o tres velas menores, que no dió tiempo de recojerlas el furor del uracán, que se las llevó.

Pero mayor riesgo les esperaba en el con razon temido Cabo de Hornos. Ya casi estaban para doblarlo cuando los vientos se desencadenaron con un furor rabioso, combatiendo de dia v noche la crujiente nave, que va no podia rejirse: se amarró el timon, y solo se dejó media velita a la capa, para equilibrar el balance, que tampoco podia conservarse, porque los golpes de mar y las olas desplemadas sobre el puente, eran incesantes y violentas. El bramido de los vientos aumentaba el terror; el frio y la oscura niebla, la lluvia helada v penetrante no dejaban maniobrar a los transidos marineros. el peligro se aumentaba por instantes y todo anunciaba una pròcsima catástrofe. En efecto, despues de varios dias de angustias aterradoras, el primero de junio, un monte de agua asaltó con tal furor la proa del buque que desplemándose sobre el palo de bauprés, lo arrancó de raiz, este en su caida arrastró al palo de proa y parte del palo mayor, cayendo los tres contal fracaso y estruendo, que pareció habian estallado el puente y abierto el casco de la Areguipa, y como esta cedia a tan enorme peso y las furiosas oleadas que lo sumerjian del lado, creyeron llegada su última hora, verificandose' lo del salmo 106-Ascendunt usque ad colos, et descendunt unque ad abissos, anima corum in malis tabescebat. Y mientras el capitan con la tripulación y algunos relijiosos cortaban maromas y cadenas y arrojaban los desplomados palos al mar, los otros en tan supremo pelígro redoblaban sus jemidos a la Virjen de Copacabana, única áncora de esperanza en aquella latitud v fatal situacion. Y ciertamente que sino hubiera sido su proteccion divina hubiesen fracasado sin remedio: porque mientras el buque estaba tan ladeado y toda la

jente útil ocupada en tan peligrosa maniobra, bastaba otro solo golpe para volcarlo y sumerjirlo al profundo abismo: y este golpe funesto fué el que impidió la mano de Maria. Luego stetit spiritus procella, empezó a calmar la revolucion horrísona de las olas y el bramido de los vientos, que se pusieron bonancibles; y la víspera de S. Buenaventura llegaron con su nave desarbolada y ruinosa al puerto de Valparaiso, donde dieron gracias a Dios con una misa solemne y comunion jeneral; y despues vinieron aquí a dárselas a esta Vírjen milagrosa que los salvára. Siluerunt fluctus maris, et deduxit eos in portum volun tatis eorum. v. 29 et 30.

#### CAPÍTULO 35.

De un Relijioso asaltado en Combi.

No podemos menos de suplir este capítulo con el suceso de Fr. Isidro Gelis, relijioso franciscano, de los que el año 1843 estuvieron en este Santuario. Pues este pobre lego habia ido a Sorata en busca de plantas v semillas para la huerta de este Convento; v al regresar, no pudiendo llegar a Tiquina, como pensaba, tuvo que quedarse en Combi. Asomóse a un rancho cerca de la Capilla, donde solo encontró a un muchacho, a quien preguntó por sus padres y si podria alojarse allí aquella noche: entendió el relijioso que sus padres luego llegarian de Achacache, y que él bien podia quedarse. En esa intelijencia le dijo que le proporcionase cebada para su caballito, y sacó su yesquero para sacar fuego. Sea que el ruido del eslabon o la llegada de este huesped al anochecer lo asustase al muchacho, lo cierto es que él en vez de alcanzar la cebada pedida, se escapó a llamar la indiada, diciendoles que el Caricari o el matador habia llegado a su casa. Como en los ranchos de esa finca habia grasado una especie de fiebre que hizo algunas victimas, ellos en su ignorancia las creveron sacrificadas por el Caricari; asi es que al grito del muchacho corrieron todos con palos y las mujeres con piedras. Lejos estaba el pobre lego de esperar semejante asalto, cuando al virlos venir en alarma, les gritó qué querian? La contestacion fue palo y piedra con gritos frenéticos de muera el Caricari. Esa griteria no les permitia oir lo que el les decia para calmarlos; y no solo lo iban hiriendo por la cabeza y el cuerpo, sino que le arrancaron el poncho y el hábito buscando, los cuchillos o puñales con que crejan que iba armado el relijioso para matar y sacar la manteca de los muertos. ¡Funesta preocupacion, que causa algunos asesinatos!: Nada le encontraron; y sin embargo insistian en que los tendria ocultos, que siempre era Caricari, y que se hincase porque lo iban a matar. El les daba mil satisfacciones; pero como no lo entendian, ni querian atenderlo, pues la saña los cegaba, continuaban los gelpes y los gritos, llevándolo hácia un hoyo de cerca el camino para acabarlo v sepultarlo allí. Viéndose va el relijioso desnudo, rendido, ensangrentado y sin poderse defender de aquellas fieras, se hinco para morir, como ellos querian: pero se acordó de la Virjen v esclamó-; Madre de Copacabana! ¿qué os he hecho, para que me permitais esta desgracia? No me desampareis; asistidme en mi muerte! Mientras invocaba la Vírjen y rezaba su acto de contricion, llegó a los gritos el Ilacata de la finca, y abriéndose paso por entre el tumulto quiso reconocer al Caricari, quizas para ayudarlo a matar. Pero para el infeliz relijioso fué como el Ánjel custodio que le mandaba Maria; porque al oirlo v al verlo lo reconociò luego, v les dijo con enojo-Quitense de aqui! este no es Caricari, sino Fr. Isidro de Copacabana, a quien yo conozco, y vosotros habeis muerto.... Estaba en efecto tan maltratado y desfallecido que parecia iba a espirar. Los mas frenéticos se retiraron, y algunos ayudaron al Ilacata a levantar y llevar a la choza al herido agonizante, donde lo abandonaron, temiendo quizá el castigo del asesinato, que ellos creyeron consumado; pero que la Vírjen impidió. Pues, a pesar de varias contusiones en el cuerpo, del desangre por las heridas de la espalda, de la cabeza y de la frente, cuvas cicatrices conservarà hasta el sepulcro, a pesar de la fiebre y del enajenamiento que se apoderó de él, se marchó a Tiquina al amanecer, pero maquinalmente sin mas guia que la divina Conductora de los cristianos. Allí a penas lo pudieron conocer, tan desfigurado estaba con la sangre ennegrecida y seca del semblante. Lo curaron con esmero: luego se cortó la fiebre, recobró el habla y la razon, y se vino a Copacabana a dar gracias a la Vírjen por su socorro oportuno y su pronto restablecimiento.

CAPÍTULO 36.

Curacion de una Relijiosa de Burdeos.

Cuando el compendiador de estas truncas memorias fué a Europa, hizo litografiar en Paris una lámina de la Vírjen de Copacabana dibujada por el P. Fr. Justo Pastor Concha, para propagar su devocion y satisfacer los deseos de los novenantes. Una de esas láminas la dejó a las venerandas Relijiosas del sagrado Corazon de Jesus, cuvo establecimiento de enseñanza està fuera de Burdeos. Al lado del bosque de esa casa, llamada Quadrille, hai otra casa de campo perteneciente al Convento, y en ella tuvieron la bondad dichas Señoras de alojar a los Padres Misioneros mientras esperaban su embarque para Bolivia. Esa casa se llamaba Genestás, y en su bosque levantó la Madre Superiora, Sra. Olimpia del Sacre Cœur una capilla con su nichito, donde colocaron la estampa de Copacabana. Esa capillita la estiman aquellas santas Monjas v sus discípulas como un pequeño Santuario, al cual hacen con gran placer sus lindos peregrinajes con frecuencia, segun se espresa en sus cartas. Una de esas Relijiosas enfermó gravemente del pecho, y por mas remedios que se le aplicaron, el mal iba en progreso, anunciando una prócsima muerte. De la ineficacia de los remedios humanos apeló la Comunidad a los divinos, como acostumbran las almas piadosas. Las hermanas redoblaban sus oraciones a Dios y a los Santos por la salud de esa Relijiosa tan útil v amada en la casa; pero no se conocia alivio. Y la Superiora como movida de una inspiracion, toma algunas de sus súbditas y discípulas, y marcha a su pequeña Copacabana de Genestás. Se hincan ante aquella copia cuyo orijinal oyeron de los Padres que tantos portentos hacia en Bolivia, y le piden la salud de aquella hermana deshauciada, que entregan a su proteccion, prometiéndole hacer por ella una novena de visitas. No dudaron que la Vírjen oiria sus fervorosas preces, y regresaron al Convento con esa fe: encontraron a la enferma mejor; siguió la mejoría hasta recobrarse enteramente; y luego fue con la Comunidad a dar las gracias a la Madre divina venerada en la pequeña capilla de su Copacabana. ¡Bendita seais, Vírjen portentosa! que aun a vuestras imperfectas copias comunicais la virtud de vuestra santa Imajen, a tanta distancia mejor que el báculo de Eliseo desde el Carmelo a Sunam.

Es cierto que la curacion de esa Relijiosa no fué repentina, pero no por eso deja de ser maravillosa, como lo fué la limpieza de Naaman siro lavado por siete veces en el Jordan, y como lo es la gradual y casi imperceptible conservacion del universo, que como observa S. Agustin, es un milagro permamente de la Divina Providencia. Al leer la carta de esta Venerable Superiora, que por su prudencia y piedad casi nos atreveriamos a comparar a la Santa Madre Chantal, no pudimos menos de dar gracias a Dios; asi como no hemos podido dejar de consignar aqui ese plausible suceso que nos comunicaba, llenándonos de gozo al ver que la devocion de esta santa Imajen de Maria ha fijado ya sus raices en una de las mas bellas capitales de la Francia. Radicavi in populo honorificato.

Y siquiera con estos hechos devotos hemos podido llenar el vacio de las pájinas arrancadas al libro del R. P. Ramos, cuya relacion de milagros vamos a continuar, resumiéndolo con fidelidad.

#### CAPITULO 37.

Milagro del tullido sanado al volverse.

Nos dice S. Pablo que el Espíritu de Dios espira y obra donde

quiere y cuando quiere: v como Maria santísima es la inmaculada Esposa de ese Espíritu divino, tambien nos dispensa sus gracias con espontaneidad soberana. Asi lo hizo con un indio de Pusi, llamado Hernando Saaquita, que estuvo seis años tullido de ambas piernas y vino a este Santuario con D. Francisco Laime, Cacique principal del Perú, por mayo de 1609. Pues aquí estuvo ese pobre mas de tres meses en súplicas y jemidos a la Vírjen para recobrar su salud; pero sin alivio. Determino volverse a su pueblo, y suplicó a un Español que lo cargase sobre el almofrez, siquiera hasta Yunguyo, pues veia cuan incapaz estaba. Compadecido el Español lo hizo poner sobre la carga; v casi puesto el sol empezaron a caminar. Pero llegando a la Cruz que estaba como a una milla del pueblo, el caballo del almofrez se paró, y por mas que hicieron no pudieron hacerle dar un paso ni atras ni adelante. Viendo el obstinado empague del caballo y que vá era tarde, confuso de una cosa que jamás le habia sucedido con ese animal, resolvió pasar la noche allí mismo. A ccsa de media noche empezó a gritar el tullido, diciendo que la Virien se le habia aparecido y lo habia curado. Se levantaron, y viendolo en efecto restablecido, volvieron todos a Copacabana, donde los Relijiosos v todo el pueblo dieron gracias a Maria Santísima por la curacion repentina de aquel desgraciado a quien por tres meses vieron sin alivio, y a quien la tarde antes habian visto salir cargado como un bulto por su mal estado de tullimiento. ¿Con qué desconsuelo se iria de esta santa casa de salud, y con qué fervor repetiria sus súplicas antes de salir de sus confines? Y esa insistencia humilde y esa porfia de su fé le valió con la Vírjen, lo que la sumisa constancia de la admirable Cananea le valió del compasivo corazon de Jesucristo.

### CAPITULO 38,

Uuna india apuñaleada por su celoso marido—y una niña resucitada.

El mal de los celos es tan rabioso que el celoso lleva en su corazon un infierno abreviado. Eso quiso decir el Esposo en los Cantatares.—Dura sicut infernus æmulatio: y entre otros mil lo probò el indio de este caso. En la provincia de Caracollo, pueblo de Inquisivi, un indio la dió en celar a su mujer Catalina Guampa, hasta el exceso de enfurecerse y de darle frenético tres puñaladas, una grande en la cabeza, otra en el pecho derecho y otra en la frente: como dos eran mortales quedó la pobre sin pulsos y se estaba helando ya con síntomas de muerte. Un español de los que corrieron a auxiliarla, se quitó una medida de nuestra Señora de Copacabana que traia con unas reliquias, y se la puso al cuello invocando a la Vírjen. Luego la moribunda volvió en sí, y a insinuacion del Español pidió aucilio a esta milagrosa Madre, prometiendo ir a su templo: y en breve tiempo cobrò entera salud con admiracion de todos.

D. Francisco Fernandez Burgos v D.a Catalina Cañizares vecinos de Tupiza, provincia de Chichas, recibieron de esta soberana Emperatriz el favor mas estupendo. Tenian estos esposos una niña de seis años a quien amaban sobremanera por ser la primera, y por haber nacido el dia de la Parificación, esa criatura enfermó; y a pesar de las fervorosas súplicas de los Padres a la Vírjen, prometiéndole pesar la niña en plata, para hacerle a su Sintuario un obseguio de igual peso, la niña murió. Aqui podemos decir de Maria lo que S. Agustindice de Jesucristo sobre Lázaro. - Distulit sanare, ut possit resucitare. Grande sué el dolor de estos Padres, pero grande tambien sué su sé; porque a pesar de ver fria v amortajada a su querida hija, v a pesar de estar va en la Iglesia para enterrarla, siempre confiaron en la Vírjen. Asi que, la Madre en un exceso de su dolor y de su fé, tomó en brazos a su muerta hija y la paso sobre el altar de Nuestra Señora, interesando a los Sicerdotes y seglares que alli estaban para el enierro, que la ayudasen a invocar a la Midre de Dios de Copacabana. La invocaron, y 12081 admirable! luego resucito la niña con asombro de todos. El sepelio se convirtió en una solemne accion de gracias al Señor y a la sacratísima Vírjen por merced tan portentonsa. otra circustancia mas, que habiendo la madre pedido antes a la Vírjen que si se le llevaba esa primera hija, le diese otra, le dió ambas;

naciendo la segunda en el mismo dia de Candelaria, por lo que en gratitud le pusieron el nombre de Maria, y despues vinieron todos a esta santa Casa a cumplir su promesa.

Por las calles de Potosí estaba andando con su demanda un Cofrade de esta Señora de Copacabana, en un dia de tormenta, y cayò un rayo que le dió en el sombrero haciéndole su camino hasta los pies. El no hizo mas que invocar a Maria; y cuando acudieron a favorecerle, lo hallaron con la señal, pero sin el menor daño.

Un indo tullido y ciego, Diego Catari, de la Chimba de Arequipa, se hizo traer a este Santuario; y acabado el novenario se halló libre de las dos enfermedades.

#### CAPÍTULO 39.

Un niño caido en un injenio, —un tullido—los indios del andamio y otros.

El año 1611, en el injenio de Paria, perteneciente a Juan Ruiz de Gaoma y Miguel Artos, un niño de cerca tres años cayó en la acequia y se lo llevó el agua hasta encajarlo de cabeza en el chiflon. Los que vieron tal desgracia querian sacarlo aunque fuese con garabatos, lastimándolo; pues estaba tan elavado que no habia como sacarlo: y asi estuvo mas de una hora comprimido por el chiflon y por el agua. Entretanto no hacian mas que invocar a la Vírjen de Copacabana. Luego desclavaron el chiflon y sacaron al niño vivo y sano, dando todos gracias a Dios y a su inmaculada Madre, por tan evidente milagro.

Diego Salcedo natural de Tarancon, en la Mancha, vino en 1613 a esta santa Casa con una muleta y un negro que le ayudaba, pues era tullido y no podia moverse por sí. Un sábado de su novena estaba él sentado cuando descubrieron la Îmajen, y viéndola se dejó caer de rodillas invocándola con lágrimas en su remedio. Luego sintió un pavor y temblor en su cuerpo, y como un hormigueo estraño que le hizo erizar los cabellos. Pero, acabada la misa se levantó

en perfecta salud con asombro de los presentes que a voces bendecian al Señor y a su Santísima Madre.

El año 1614 para enderezar la Capilla mayor de nuestra Señora, se levantó un andamio, que por muy alto o por mal puesto amenazó desplomarse con estrago de los indios que estaban encima. Al apercibir el peligro quisieron los pobres echarse abajo, lo que era mui espuesto; pero iban ya a arrojarse si otros indios (que habian asistido a un entierro) no les hubiesen gritado que no se moviesen, y que se encomendasen a la Vírjen, por cuyo servicio se veian en ese conflicto. Asi lo hicieron unos y otros, clamando todos para que su divina Patrona los librase, pues el andamio estaba cimbrando y crujiendo que daba horror. Pero ¡cosa rara! a sus clamores hizo la Vírjen que el andamio con la jente se fuese bajando poco a poco hasta el suelo, como si fuera por una máquina; de modo que nadie peligró, todos los indios quedaron libres, pero sin fracaso los palos del andamio se hicieron mil pedazos. Este portento fué demasiado visible por tantos hombres, que no sabian como agradecerle a la Vírjen.

Otras varias maravillas sucedieron durante la fábrica de esa Capilla mayor, y en especial no debe omitirse la de un indio que debia morir aplastado por un seron o capacho de piedras grandes que estaban subiendo a la obra, tirando por una polea; cuando esta falseó y se cayó el seron con las piedras sobre el incauto izador, que todos creyeron muerto, e invocaron en su ausilio a su santa Madre, principalmente el P. Prior Fr. Juan Vizcaino, que gritó.—¡Válgate la Vírjen! Acudieron pronto y lo hallaron sin lesion alguna.

Este mismo año 1614 hizo la Vírjen otro milagro en España. Iba Pedro Tapia de Zeballos natural de Martos, de Granada a Alcalá la Real, montado en una mula briosa que se espantó por una zarza. y tanto corcobeó y forcejeó que al fin lo tiró al jinete teniendo enredado el pie en un estribo. La mula seguia brincando mas asustada, y Tapia en tal afliccion no hacia mas que invocar a la Madre de Copacabana; pues habia estado en el Perú y sabia cuan milagrosa es: y en el momento esperimentó el ausilio; pues la mula enganchó su pie

en el otro estribo y cayó sin moverse mas. Así se desenredó el y quedó libre. Agradecido a tanto favor vino de España con su mujer y sus hijos a Copacabana en junio de 1648 a dar gracias a la Vírjen.

(Aqui falta todo el capítulo 40, que tambien nos priva de saber sus milagros).

CAPITULO 44.

Fiesta de la colocacion de la santa Imajen en su Capilla mayor.

El dia seis de abril de 1614, siendo Provincial el M. R. P. Fr. Miguel Gutierrez y Prior de este Convento el P. F. Juan Vizcaino, habiéndose acabado la Capilla mayor de la Iglesia que es de bóveda con sus arcos torales y que tiene 35 pies de ancho y 50 de largo; para colocarse en ella la santa Imajen, se quitó del altar antiguo donde estaba, y para poner su tabernáculo en el mayor de dicha capilla, se puso en la Sacristia con grau veneracion en sus andas, donde estuvo como tres días sin verla mas persona que la encargada de la santa Reliquia. Interin se colgaron en la Iglesia ricos doseles, y en los altares colaterales de la Capilla mayor se pusieron grandes y costosos adornos: el címborio de la bòveda de la Capilla tiene trece barrenos, de los cuales colgaban trece lámparas con sus luces. Treinta cirios de a diez líbras ardian en el cuerpo de la capilla y lados del altar mayor. El cementerio de la Iglesia se cerró y ádornó con cuatro altares mui vistosos, con varios arcos y flores.

A la voz de esta fiesta acudieron de varias partes los Sacerdotes, Relijíosos, Correjidores, el Gobernador de Chucuito y como doscientas personas de lustre, mas de dos mil indios forasteros, toda la música de Julí que se reunió con la de acá: asi como la Comunidad de los Jesuitas con su P. Provincial, P. Juan Sebastian, se reunió con la nuestra, y se cantaron las Vísperas a dos coros con gran solemnidad, concluyéndolas con una Salve, el sábado de Quasimodo.

Aquella noche hubo luminarias, bailes, fuegos artificiales, repiques y por la madrugada se diò la alborada con la misma música. El dia siguiente, Domingo, acudieron infinitos bailes, entre ellos el

de los Incas mui bien vestidos y engalanados, armados en guerra con arcabuces, pieas, chuzos, flechas y ondas, con su tambor y pífano precedian la procesion, que salió estando toda la jente reunida. La santa Imajen estaba con manto blanco todo bordado de recamados, todo laboreado de joyas y perlas de mucho valor, igualmente que el divino Niño, y sus coronas de oro con rica pedreria. Asi refuljente de belleza, colocada en una hermosa anda llevada por cuatro Relijiosos revestidos, como los Levitas del Arca del Testamento, salió la milagrosa Reina de la Sacristia, al mismo tiempo que sacaron del Sacrario la custodia del Santisimo Sacramento debajo de palio con su guion; v al reunirse yá en la puerta de la Iglesia, la Vírjen hizo tres humillaciones a su Hijo y Señor Sacramentado, y pasó adelante, vendo el Santísimo atras, llevado entre gran alumbrado de cera por el dicho P. Provincial de la Compañia de Jesus, que oficiaba, rodeándolo ambas Comunidades. Asi anduvo esa devotísima procesion con muchas andas de Santos, estandartes y lágrimas. En cada altar se hizo descanso y se cantaron devotas letrillas; y en el mismo órden se volvieron a la Capilla mayor, a cuyo lado se colocó la anda de la purísima Madre. Siguieron los oficios divinos con solemne misa y sermon, que lo predicó el P. Diego de Mora.

Despues de comer fueron en secreto cuatro Relijiosos a la Iglesia, sacaron a la Imajen de las andas, y la pusieron en su tabernáculo del altar mayor, con mucha cera. Colocada ya, abrieron las puertas, entró la jente a orar y a llerar ante su dulcísima Patrona, que para consuelo de tanto concurso se dejò abierta hasta la oracion.

El siguiente lunes se corrieron toros en la plaza (esta bárbara costumbre tiene aqui muchos mas aficionados frenéticos que en España), que estaba para mirarla con los tablados, ventanas y miradores adornados de tafetanes de colores y ricas sobrecamas, con mil juegos o invenciones de público regocijo; y sin ocurrencia alguna desagradable se dió fin a esta fiesta de la colocacion de la Santa Imajen en su trono (que por lo visto fué interino, como se vé de lo que sigue).

Dióse luego órden como hacer un retablo asi para adorno de la capilla mayor como para que la santísima Vírien tuviese su tabernáculo y lugar propio, cual convenia a su decencia y veneracion. En eso trabajó mucho el P. Difinidor entonces Fr. Juan Vizcaino, pues sien lo Prior se acabò de dorar para la fiesta de Candelaria del año 1618, en que se estrenó con gran fiesta. (Segun eso, el primer altar de la Vírjen fué el altar actual del Carmen; pues dice su inscripcion que, esta capilla v altar lo hizo el P. F. Juan Vizcaino siendo Prior en el año 1614-v este retablo año 1618 pintòlo D. Sebastian Acostopa Inga). Hallóse en esa Fiesta N. P. M. F. Gonzalo Diaz Pineiro, Visitador de la otra provincia, y predicó en la colocación de la santa Imajen en su tabernáculo. Y el siguiente año saliendo por Provincial, como tan devoto de esta soberana Señora, puso el empeño posible para que de todo punto se acabase el retablo; como de hecho se acabó por la fiesta de N. P. S. Agustin del año 4619, y se halló tambien en ella.

Para solemnizar mejor esta fiesta convirtió la Vírjen a un indio su devoto que aun no estaba bautizado, segun la declaración de su Madre en la hora de la muerte. Era de 38 años, y por mandato del Superior lo bautizó solemnemente el autor de estas memorias, despues de haberlo catequizado en la doctrina cristiana, como cura que era del pueblo.

Poco despues vino a este Santuario D. Pedro de Osma Sarabria, natural de Madrid, a cumplir una novena que prometió a esta Vírjen, viéndose herido de la cabeza por los indios Uros Uchusumas, que se habian revelado y fortalecido en una isla de la laguna cerca del Desagüadero. Habia ido a domar esa jente con el Gobernador D. Pedro Jarama; pero salió tan mal herido que le sacaron diez y ocho particulas del casco. Acudió pronto a Copacabana, donde el Cirujano ya encontró la herida pasmada, y dijo que si dentro una hora no hacia materia, era imposible escapar. Por supremo remedio le pusieron sobre la cabeza el manto de la Vírjen; y en poco tiempo sanó con admiración de todos.

## CAPITULO 42.

Milagro del jugador-le la lampara-del vino y de un degollado.

Muchos son los obsequios con que la grata piedad de los fieles adorna esta sagrada Imajen; pero la mavor parte de las alhajas podemos decir que la Virjen se las ha ganado con sus milagros; pues las mas son obsequiadas por devotos a quienes ella ha favorecido o esperaban de ella favor y gracia. El primer anillo que se le puso fué una rara reserva de un soldado jugador; y decimos rara, porque cuando un jugador está en derrota es capaz de jugarse el alma, de empeñar cuanto tiene, y de robar lo que no tiene para desquitarse. Pues este seria mui devoto de la Vírjen cuando habiéndose jugado un caudal, reservó ese anillo para ella. Gran sacrificio que la Vírjen se dignó aceptar con una especie de milagro; pues separó los dedos que antes tenia unidos para que se le pudiese poner: y fué el primero que se le puso en esa su diestra adorable, que como la de la Esposa santa está ahora cubierta de oro y de jacintos de mas valor y brillo, y tornatil como aquella por la abundancia de bendiciones que a todas direcciones imparte.

Lo mismo fué la gran lámpara o araña de plata, que quizás no habia otra mayor en la Cristiandad, y que la codicia impía de altos personajes ha hecho desaparecer de en medio de este Santuario. Pesaba mil y trescientos marcos, como 26 arrobas castellanas: al obsequiador le costó de manos a once pesos cada marco: de modo que entre la plata y el trabajo costaba la lámpara unos veinticinco mil pesos. Pues bien: esa lámpara que tenia tantas candilejas como dias el año, fué devolucion a la Vírjen por otra pequeña que se dejó quitar por Alonso Escoto, o que, como él decia, le prestó la Vírjen hasta hacer fortuna. La hizo en efecto con el favor suyo, y devolvióle su empréstito en lucros bien jenerosos; con la rara y milagrosa circunstancia de que en tanto tiempo no se echó de ver la falta de la lámpara pequeña hasta que el honrado ladron llegó con su recua trayendo la grande. Restitucion obsequiosa que fué producto

de la protección de Maria, y que ella no dejó sin recompensa; pues habiendo este devoto comprado en el valle de Siguas, Condesuyo de Arequipa, muchas botijas de vino torcido y avinagrado, se le compuso de tal modo que fué vino escojido y jeneroso. Algo se parece eso a lo de Caná, y no sabemos qué es mas admirable, si la conversion del agua o la del vinagre en vino esquisito. Lo uno y otro se hizo por intercesion de Maria.

Ese favor fué el año 1618; pero aun quiso premiarle mas a dicho Escoto en un indio yanacona suyo, que habiéndose separado por aquellos valles fue a dar a una rancheria de indios que por quitarle su caballito y su atado lo apuñalearon y degollaron, desnudándolo de cuanto tenia. Pero este pobre llevaha una medida de nuestra Señora, que no quiso pereciese con su salvoconducto. Dos dias estuvo el infeliz degollado cerca un camino, como el herido por los ladrones del camino de Jericó; hasta que avisados un Sacerdote y un Español fueron a verlo, y hallándolo vivo aun, lo ayudaron e hicieron coser sus heridas, como el caritativo Samaritano con el viajero de Jerusalen. Pero a pesar de todos sus cuidados, sus heridas eran tan feas que se maravillaron de que no hubiese muerto. Y efectivamente, milagro fué de la Vírjen su curacion y su vida; viendose patentemente en la gran cicatriz que conservaba y que todos le vimos cuando vino con su año Escoto y otros Españoles a dar gracias a Maria.

El año 1619, en que grasó la peste llamada vulgarmente alfombrilla, que diezmó al Perù, viendo este pueblo la gran mortandad suplicaron a la Comunidad se sacase la santa Imajen en procesion, para que el Señor levantase aquel azote por intercesion de su Madre santísima.....

¡Qué làstima! Aquí acaban truncados estos curiosos anales de Copacabana. Por lo que nos vemos privados de saber si se accedió a la demanda del pueblo; pero creemos que en esa pública calamidad se le complaceria y que Dios haria cesar la peste en obsequio de este pueblo, depositario feliz de esta divina Curadora de todas

las plagas, como se aplacó el Señor con las oraciones y sacrificios de David, y cesó la peste de Israel:

### CAPITULO 43.

Virtud, aspecto y adornos de la santa Imajon.

Por no abultar la obra omitimos muchos milagros de esta santa Îmajen de Copacabana; pues los escritos hasta aqui son suficientes para probar su virtud prodijiosa v para encender la devocion de los fieles. Pero no podemos dejar de consignar aquí el milagro invisible pero continuado de la gracia, obrado cotidianamente por la presencia respetuosa y la vista penetrante de esta clementísima Madre de los pecadores, en la conversion de muchos a quienes ni los sermones mas convincentes, ni los castigos mas aterrantes pueden reducir al cantino de la virtud, y basta su sola presencia para commoverlos y convertirlos. A esas conversiones sinceras debemos atribuir lo encendido o la palidez variada de su rostro virginal, con que parece que se cambia segun los sentimientos o el estado de la conciencia de quien la mira. La vivacidad de sus ojos es sorprendente; y mas lo es aun esa especie de humedecimiento con que a veces parece que se le arrasan, como si quisiera llorar, y llorar hace a los mas duros.

En comprobante referiremos un suceso de ahora menos de veinte años. Vino a estas tierras un joven Belga, protestante y bastante disoluto, incrédulo y bastante pifiador de las creencias católicas. Con estas cualidades de moda empezó a burlarse de las maravillas y de la majestad imponente de esta santa Imajen, que le referian los devotos con quienes él venia a este pueblo. Decia que todo eso son cuentos y gazmoñerias de fanáticos; que él estaba acostumbrado a oir grandes portentos y a ver imponentes Imájenes en Europa, que nada lo habia movido y que todo le habia merecido su desprecio. Escandalizados y compadecidos al mismo tiempo quedaron los compañeros de tanta desfachatez, y se callaron. Llegados aquifue-

ron a saludar a la Vírjen, como se acostumbra. El Belga fue tambien, mas por reirse de la estatua y de los devotos de Maria santísima, que por otra cosa: asi es que mientras los demas iban subiendo al Camarin sollozando, el subia sonriéndose. Pero cuando se descubrió la veneranda Imajen, cuando sintió llorar a los circunstantes, cuando oyó los tiernos versos de la llegada, se hinco maquinalmente, y se sintió conmovido. Volvió a fijar su vista en el rostro de la Vírjen, y la Vírjen lo venció. No pudo disimular ni resistir mas: casi se desmayó, hasta que rompió en llanto y se convirtió. Así que se serenó un poco, lo sacaron del Camarin, le preguntaron que le habia sucedido. Contestó que no lo podia esplicar; pero que la Vírjen le habia atravesado el alma, y que queria ser católico. Se lo catequizó, y cuando estuvo instruido se lo bautizó solemnemente en la catedral de la Paz. Así sabe favorecer esta santa Imajen aun a sus irrisores.

En el capítulo cuarto hemos hablado va de la estátua y forma de la santa Esijie: ahora añadirémos, para los que no la conocen, el modo con que actualmente se la viste y adorna. En primer lugar tiene sobre la cabeza la hermosa corona de oro maziso de valor inestimable, tanto por las preciosas piedras que tiene engastadas cuanto por su rara labor y su curioso esmalte. En circunferencia de esta rica corona lleva un circulo de oro tambien con doce estrellas, el sol y la luna en sus estremos, del mismo metal, que vienen como a descansarle en sus hombros. Sobre la toca natural de la misma Imajen se le pone una peluca o cabellera con su velo de gaza, de eucaje y bordados, en los cuales se prenden las lindas flores de manos que hacen y obsequian con frecuencia las devotas novenantas. En el lugar de las orejas se le cambian siempre las arracadas o carabanas, obsequiadas por varias Señoras. En su cuello lleva una gargantilla de finísimas perlas, regaladas nuevamente por una Senora pacena, en lugar de otra mas rica que con varias alhajas le quitaron, la que compró cierta Señorita que habiéndosela puesto una vez quedó oprimida y murió como ahogada. En el pecho le brillan va-

rias alhaias preciosas, como prendedores, ricos tembleques, y particularmente un pajarito como pavito de oro, cuvo variante plumaje lo forman piedrecitas muy raras y muy artisticamente acomodadas. El manto que se le cambia por las fiestas, o cuando le obseguian, le viene desde los hombros hasta la peaña, estendido de abajo, como varias Imájenes antiguas de los Santuarios, cubriéndosele de ojos, de pies, de brazos, de corazones y otras varias alhajitas de oro y plata que le regalandos infelices a quienes ella regala la gracia y la salud. Las manos, como va se ha dicho, las tiene coajadas de ricos anillos, obsequiados por mil personas diferentes, hasta por pobres v por militares, que tambien han puesto a sus pies las medallas de sus condecoraciones: en la derecha lleva una figurada cera de oro de primorosa labor; pues la candileja forma una abierta azucena adornada de piedras y perlas finas en borde de sus hojas, lo mismo que el maguito y la candela cuyo remate es un brillante rubí que figura la llama: y en la izquierda lleva al Niño, cubierto tambien de alhajas v con corona de oro del mismo esquisito labor que la suya, obsequiadas ambas por la relijiosa ciudad de Arequipas. De la mano derecha le cuelga una graciosa canastita de oro con, sus palomitas, de lo mismo, v ademas un rico bastoncito de oro tambien, obsequiado segun se dice, por el Virev Conde Lemus; y otro de plata dorado, regalo posterior de un Challapateño. En la izquierda, a mas de las sortijas, lleva unos corazones de oro rodeados de brillantes de unas Señoritas de la Paz. Pero lo mas precioso de la santa Imajen es su cinto, que como Agustina le cae desde la cintura a los pies, adornado todo el de ricos broches, prendedores, cruces, y principalmente del gran rubí de mas de dos pulgadas de largo y como pulgada y media de ancho, es de valor inestimable, y se cree ser obsequiado por un Rev moro.

Esta veneranda Efijie deslumbrante de pedreria y de majestad descansa sobre un pedestal de plata, formado con unas grandes hojas de lirio, como si la Virjen brotára de esta pura flor—*Sicut lilium*. En los pies le viene una media luna mui grande de plata dorada, con dos estrellas en las estremidades, cruzando por ella la espada y el baston de un Presidente de Bolivia. El pedestal jira para que pueda revolverse la Vírjen de cara a la Iglesia y al Camarin. Por ambas partes se la ve dentro de un sacrario o trono de plata y de cristales espejados, sostenido por cuatro columnas salomónicas tambien de plata, a mas de varios floreros, candeleros, jarras, anjelitos, palomitas y otros adornos del mismo metal. Omitimos varios otros adornos, cuya particular y fastidiosa descripcion seria molesta.

#### CAPÍTULO 44.

Construccion, forma y adornos interiores de la Iglesia.

Aquí acaban con su novena los curiosos anales del P. Ramos, y para continuarlos tendremos que valernos de nuestras propias averiguaciones, pues no hemos podido conseguir la continuacion del P. Calanda, quien nos daria datos mas seguros y positivos para continuar la historia de los milagros de esta Vírjen, que no dudamos seguirian hasta llegar a mover el corazon del devoto Virey Conde de Lemus, que vino a construirle y dedicarle la sólida Iglesia actualmente existente.

No podemos indicar el año fijo de esa magnífica construccion; pero, segun las decoraciones del presbiterio y una inscripcion en el marco de su puerta que dice, haberse dorado el año 1642 siendo. Provincial el R. P. Fr. Juan de Altamirano y Prior el P. M. Fr. Martin de Belaoto.....se deja inferir que el Templo se construiría por 1640 poco mas o menos. Su forma es la de una cruz perfecta, teniendo su buque interior 74 varas castellanas de largo y once con una tercia de ancho, sin el grosor de las paredes, que es de dos varas. En el cuerpo de la Iglesia hay cinco capillas, tres al lado izquierdo y dos al lado derecho, porque la puerta lateral que está en ese lado empareja con el altar de S. Jose: los otros dos altares de la derecha están dedicados uno a Jesus Nazareno y otro a la Virjen del Carmen. Frente a este está el del Señor de las piedades, y frente

al de Jesus Nazareno estaba antes S. Agustin y ahora está la Inmaculada Concepcion, imajen preciosa traida de Europa por los Padres Misioneros. Estas capillas tienen como tres varas y media de hondo, y entre sus arcos de madera dorados y la cornisa de la Iglesia están pintados varios milagros de la santa lmajen y el tránsito de la santisima Virjen. El coro donde antiguamente rezarian los Padres Agustinos, es cuadrado, tiene dos órganos, pero sin silleria: en su sólido arco semicircular perfecto se lee en grandes letras doradas-Tota pulchra es Maria, et macula originalis non est in te. Debajo del coro, en el bujue de la torre, está el bautisterio, y al frente un almacen para trastos. La cornisa, el friso, el arquitrave, asi como los pilares medio salientes, de sobre los cuales arrancan los arcos de la bóveda, son dorados con floresta, figurando en medio de esos pilares unos medallones pintados v sostenidos por dos ánjeles con Santos agustinos: son de pincel europeo, como lo son tambien los grandes y hermosos lienzos que hay entre las capillas, y que podrian hacer honor a algun discípulo aventajado de Rafael o de Rubens. El primero representa el nacimiento de S. Juan Bautista, el segundo, la presentacion de la Virjen al Templo, el tercero, el taller y los zelos de S. José, y el cuarto, el mas bello y clásico de todos, los santos desposorios. Son los mejores lienzos que he visto en América, exceptuando solamente los del Carmen de Cochabamba, que son dignos de Murillo.

En el fondo de los cruceros, sobre el altar de S. Nicolas y de la Columna, hai otros cuatro lienzos de tamaño bien grande, pero de menos feliz pincel: representan la Visitacion de la Vírjen a Santa Isabel, el nacimiento de Jesucristo, la huida a Ejipto y la Asuncion de la Vírjen. La poca luz de estos cruceros, por no tener la media naranja ventana alguna, acaba de obscurecer su poco mérito. Los del presbiterio son mejores y de mas natural ejecucion. Son diez grandes y tres chicos, que con sus marcos, repisas y remates dorados llenan ambos lados hasta las ventanas: representan la inmaculada Concep-

cion, la presentacion de la Vírjen, los Desposorios, la Anunciacion, la Visitacion, el nacimiento del Señor, la adoracion de los Reyes, la Circuncision, la infancia de Jesus y de S. Juan, la fuga a Ejipto, la Asuncion; con los des Santos Agustinos que están al lado de la puerta del presbiterio. Bajo los marcos hai como una cornisa floreada con un tablero de marquitos cuadrados con varios milagros de esta Vírjen. Entre el remate de los marcos y el arranque de la bóveda, que es de arista, como las seis de la Iglesia, están pintados Santa Mónica y su hijo S. Agustin.

En las columnas del arco toral hai una especie de altares suspendidos, todos dorados, de mucho adorno y lucimiento: y el mismo arco toral está como forrado con otro arco de madera dorado con florones y serafines, y por la parte superior hai un gran escudo en el centro sostenido por dos Ánjeles, que será seguramente el escudo de armas del Fundador.

El altar mayor es un portento del arte, cuvos minuciosos detalles nos es imposible describir por la gran variedad de escultura, minuciosidad de entallados y audaz paciencia de ejecucion. que conocemos de América no hemos visto otro que pueda competirle en la armoniosa riqueza de su conjunto. Es cierto que esa infinidad de molduras se resiente un poco, del gusto demasiado prolijo de su siglo, como todas las obras físicas y morales que llevan siempre como la marca de su época. Pero esa cargazon de adornos, de arcos v de columnas en diminucion, de foltajes v de fabores de variedad tan rara, lejos de parecernos un defecto, es lo que realza su mérito: porque prueba la injeniosa fecundidad del escultor y la riqueza del Obsequiante piadoso, que se conoce quiso echar el resto a su munificencia relijiosa. Acostumbrado uno a ver los altares raquíticos de muchas Iglesias de estas alturas, principalmente los de mas de doscientos de fecha, como este, al verlo los intelijentes no pueden dejar de asombrarse, y se creerán trasladados a alguna de aquellas abadías de España o de Inglaterra, donde los ricos y sábios Benedictinos empleaban toda su riqueza v saber en los altares que

dedicaban al culto del Altísimo. Este es digno de su Ilija primojénita; es todo de madera de cedro muy bien dorada, cuyos materiales y manos costaria entonces un caudal, y quizas ahora no habria ni quien lo hiciera, ni quien lo costeara; como ha sucedido con la restauracion de la guemada Basílica de S. Pablo de Roma. Este tiene tres mesas con tres frontales de plata y tres graderias de lo mismo; porque antes de hacerse el Camarin, o de decirse misas en él, se podian decir tres misas a la vez para satisfacer la gran afluencia de devotos. Esas tres mesas están algo adelante desprendidas del cuerpo del retablo, para poderse manejar por atrás v subir al Sagrario con comodidad. El exterior de dicho Sagrario está bastante llano y sin esa aglomeracion de adornos del resto del altar; pero abierto es de lindísima vista, porque sus puertas están chapeadas de espejos, sostenidos con listones de plata, conteniendo en el fondo la urna o el Sagrario propiamente dicho, todo de plata, con la Custodia de oro, que con pedestal v todo tiene mas de tres cuartas.

En los primeros nichos casi laterales al Sigrario están el Señor de la resurreccion v'el gran Padre San Agustin. Encima de estos, en el segundo òrden, hai dos hijos suyos, que parecen Santo Tomás de Villanueva y S. Simpliciano Arzobispo de Milan. En medio de estos Santos y sobre el Sagrario está el trono de la Vírjen, Imajen veneranda de este Santuario, cuyo arqueado nicho está adornado con un arco de plata y una graderia semicircular a los pies, de plata tambien, con diez v ocho corazones de lo mismo que sirven de candeleros, igualmente que seis jarros grandes para flores. En el hueco está el trono de la Santa Imajen que comunica con el Camarin, como se ha dicho en el capítulo anterior. Sobre el nicho de la Vírjen hai otro con un lienzo del Santo Obispo de Hipona, de peco mérito; a sus lados están en otros dos nichos S. Pedro v S. Pablo. Casi en medio de estos hai otro cuadro de la Anunciacion; y por remate el nicho de la Santísima Trinidad, cuya coronacion se encarama con valentía contra la bóveda del presbiterio, de modo que su cruz viene a dar al boton o a la llave de su centro. Y para lujo de ornamentacion balancean sobre los nichos laterales mas elevados dos Ánjeles con sus arpas.

Tal es el altar mayor de este Santuario, dorado por manos mui espertas el año 4684, siendo Provincial el R. P. Fr. Juan Sanabria y Prior del Convento el R. P. Predicador Fr. Nicolas de Sandoval, como consta de la inscripcion dorada que hai en las peñas de Santa Rosa y otra Santa, que antes estaban en el retablo.

Pedimos a los artistas e intelijentes nos dispensen la mala descripcion que acabamos de hacer de este hermosísimo altar, cuyos pormenores y esquisito trabajo no podemos esplicar mejor por falta de términos técnicos, y por no fastidiar a los devotos, a quienes diremos que vengan a verlo y a admirarlo. Videte et miramini.

### CAPITULO 45.

Sacristia y Camarin.

Al lado izquierdo del Presbiterio está la Sacristia, clara y espaciosa con una gran ventana sobre las cómodas con dos alacenas. Es de once varas cuadradas con paredes y bóveda mui fornidas, de la misma fábrica que la Iglesia. La cajoneria de la larga cómoda está llena de buenos ornamentos, obsequiados los mas por los devotos de esta soberana Reina. En las alacenas hai los misales, vinajeras y la plata labrada del servicio de la Iglesia. Esta Sacristia sirve tambien de pasaje preciso para el Camarin de la Vírjen, que está a la espalda del altar mayor, para que dándole vuelta se vea de cerca en toda su majestuosa hermosura.

Se sube a esta santa Cámara de Maria por dos escaleras de piedra, que en dias de concurso sirve la una para subir y la otra para bajar, por evitar el tropel, conservar el orden y el respeto debido al lugar santo. Al pisar dichas gradas el alma se siente poseida casi de un pavor igual al que se esperimenta al subir al Sancta Sanctorum de Roma por la escala santa del Señor. La anchura del Camarin es casi igual a la de la Iglesia; pero tiene como unas ocho varas

de largo solamente; así es que apenas caben doscientas personas, porque tambien tiene su baranda de fierro ante el altar, obsequio de otro Presidente de Bolivia. El altar es muy sencillo por estar como agoviado bajo un pesado arco abierto en la pared maestra despues de la construcción del Templo, o hecho posteriormente. Sin embargo, la poca elegancia de ese arco y su pesadez parece que contribuyen a dar a la Imajen cierto aire de recojimiento y de majestad devota, semejante al de la opresión imponente de la carcel de S. Pedro; cuyo efecto siente todo el mundo, aun cuando no sepan esplicarlo, porque en estas cosas no es la óptica ni la decoración la que sensibiliza nuestra alma, sino una cosa mas divina que aquel respeto conque los héroes antiguos se acercaban a la cueva de una Sibila.

A mas de los adornos de plata, de que hemos hablado antes y de otros accesorios, que omitimos, tiene este altar un frontal de curiosa labor, seis jarras, seis candeleros, seis floreros y otros adornos de plata. A los lados hai unas mesitas con dos escaparates, una con la Vírjen de la Asunta y otra con el Patriarca S. José, teniendo cada una un Ánjel encima.

Al ángulo derecho del Camarin hai una pequeña Sacristia con su cómoda y ornamentos propios, de los cuales es el mejor regalado por el Sr. Dr. D. Juan de la Cruz Cisneros, Dean de la Catedral de la Paz. En el otro ángulo contiguo está el nuevo órgano hecho en Paris y obsequiado por D.ª Francisca Cernades de Santa-Cruz. Como a cinco varas de altura existe todavia en la circunferencia un guardapolvo de madera dorada, de doade pendia un rico arrimador de damasco de seda que adornaba todo el Camarin: fué obsequio del Sr. Coronel D. Toribio de la Barra. Ahora está empapelado con un buen papel afelpado y dorado, que ciertamente no equivale al damasco. Sobre ese guardapolvo, encima del arco del altar hai un regular cuadro de la purísima Concepcion de Maria, como procedente de dos ramas salidas del pecho de S. Joaquin y de Santa Ana, reuniêndose en una azucena, de la cual sale la Reina de las Vírjenes, a quien coronan las tres

Personas de la Trinidad beatisima. En la bóveda azulada con estrellas hai tres Ánjeles bastante mal pintados, figurando sostener las tres lámparas que cuelgan del techo, dos de plata y una de metal dorado, igual a la que cuelga en la cúpula de la Iglesia, ambas obsequiadas por el catalán D. Juan Mas.

### CAPITULO 49.

Exterior de la Iglesia-Cementerio-Convento-Beaterio y Hospederia.

Ya hemos dicho que este templo de Copacabana es de construccion sólida y elegante; pues hecha por un Virei a todo costo, que se trajo operarios europeos, es toda de cal y canto, de gruesos y ferreos ladrillos, de una forma que indica la transicion del arte al gusto moderno con ciertos rasgos de la antigua arquitectura. Ella no es gòtica como el duomo de Milan, ni esbelta como Santa Jenoveva de Paris; pero es mas armoniosa que muchas Catedrales, y el conjunto de sus cúpulas y torreoneitos le dan un aspecto imponente. En su altura la rodea una cornisa orizontal excepto en la fachada de la puerta lateral que da frente a la plaza, donde forma como un triángulo sostenido por un gran arco, dentro del cual figura una linda portada en forma de altar, en cuvo nicho está la estátua del invicto combatidor de los Pelagianos y Maniqueos, pisando las cabezas de estos herejes. Encima está el escudo del Señor Obispo que consagró la Iglesia. Esta tiene 17 varas desde el suelo a la cornisa que está adornada con varios torreoncitos, como pequeñas pirámides, que le agracian mucho y contribuyen con su peso al ornato y solidez de la fábrica. La torre es tambien mui robusta y de buen gusto; tiene 40 varas de elevacion con su cimborio, que tiene su regular campana: las ocho que se repicamen los ocho arcos son refundidas el año 1856 por D. José Maria Hurtado y su esposa D. Maria de la Paz Suaso, cuyos nombres v los de sus hijos llevan.

Al lado opuesto del frente principal de la Iglesia, forma pareja con la torre una media naranja con su cimborio tambien, que es la cúpula de la gran escalera del coro. La cúpula principal del Templo no tiene ventana alguna, y aun los arquitos de su cimborio están tapados con grandes losas de berenguela, lo que contribuye a la obscuridad del centro de la Iglesia. En lugar de agujas góticas, las piramiditas y los cimborios están adornados con jarras de losa verde vidriada, que no dejan de darles cierta elegancia. El techo o parte superior de la bóveda, lo mismo que la torre y las cúpulas están chapeadas de azulejos relucientes, cuya costosa mejora entendemos que fué hecha por los descendientes de los Incas, los Señores Titiataychis de este pueblo. Si bien las cúpulas se estaban descascarando y fué preciso cubrirlas con una capa de argamasa-bruñida para precaver que se malograsen: es refaccion debida al Sr. Correjidor de entonces, D. Diego Guarachi.

El espacioso cementerio que está entre la Iglesia y la plaza, es un hermoso cuadro de cien varas de frente, adornado con antiquisimos colles o acebuches del pais de inmarchitable verdor, en lugar del eterno olivo de la Minerva de Atenas, o de los majestuosos cipreses de los Santuarios de España. En las esquinas hai cuatro capillas con sus cupulitas v bellos altares de estuco que antes servian para las procesiones de Renovacion mensual, y que despues se jazgó prudente tapiar, para evitar profanaciones. A mas de los torreoncitos que adornan la cerca del cementerio, descuella el arco principal mui esbelto y elevado, todo cubierto de azulejos verdes y blancos, como la torre: otros dos arcos hai en los otros frentes laterales de menores dimensiones v de menos atrevida construccion: el grande está frente al norte, y los dos menores uno a oriente, otro a poniente, y la Iglesia al sud. Pero el principal adorno del cementerio es la cúpula de las tres Cruces: obra sorprendente por su solidez e islamiento y por el grandor de las tres cruces de piedra que cobija, son de granito y la mayor es de una pieza, teniendo cuando menos seis varas de alto. fuera del pedestal que tiene cinco cuartas. Las dos menores o de los Ladrones tambien están sobre pedestales iguales, colocados los tres sobre el plano de una graderia de cuatro escalones de piedra, que rodean arrodillados los fervorosos novenantes, lo mismo que los Dalmatas se arrastran y adoran las de marmol que rodean la santa casa
de Loreto, con cuyo Santuario tiene este comunicacion y participa de
las mismas gracias e induljencias por concesion del Pontífice Pio IX.
Papa reinante, pedida por el Sr. Dean Cisneros. En la cornisa
interior de esta cúpula quedan todavia la Vírjen y varios Apóstoles
de estuco; los que faltan los ha hecho caer el viento que arremolina
alli arriba.

El Convento está contiguo al lado sud de la Iglesia: su claustro es un cuadro perfecto de 53 varas cuadradas, con 42 columnas, entre cada dos de las cuales hai su bóveda o media naranjita con su cornisa interior, todo de cal y ladrillo de solidísima construccion. Lo singular de este claustro es que sus cuatro caras miran perfectamente a los cuatro puntos cardinales del globo, oriente, poniente, sud y norte. Tiene bastantes celdas, su biblioteca y demas oficinas necesarias a una comunidad.

A mas del Convento, que ya estaba en ruina y que han restaurado los Padres Recoletos, existe todavia la casa llamada Beaterio; porque por dos siglos vivieron en ella unas virtuosas Beatas Agustinas, cuya pequeña Comunidad cuidaba de las ropas de la Iglesia, de la instruccion de las pobres indias que debian desposarse y del culto de su capilla particular que todavia se conserva con su altar de estuco dedicado a la Immiculada Concepcion, cuyo novenario se hace siempre con solemnidad y dos procesiones. Ya no ha quedado ni una de estas santas mujeres, que se acabaron por consuncion, y la última Abadesa Betaneurt haran quince años que murió.

Las Hospederias son dos casas de bastante capacidad con algunas habitaciones para los novenantes; la una es de cuartos pequeños, para los indíjenas, y la otra de piezas mas cómodas para la jente española. Ambas son donacion de un D. Patricio la Cueva, de Arequipa, que a mediados del siglo pasado estuvo como asilado en este Santuario; y al retirarse a su pueblo dejó sus casas o solares para albergue de los peregrinos. La gratitud debe consignar su nombre,

pues ha hecho un gran beneficio público, y sin estas hospederias no tendrian tantos concurrentes donde asilarse.

Tambien existe aun la casa que antes fue hospital para los enfermos desvalidos tanto del lugar como forasteros. Pero ya no tiene ese destino, porque la enajenaron del Santuario, y sus dueños le dieron otro destino. Pero hemos sabido que el Sr. D. Gregorio Palacios, enlazado con la Señora Titiatauchi y gran propietario de varios terrenos de esta peninsula, quiere reparar con otra fundacion igual el perjuicio que con aquella enajenacion se hizo a la doliente humanidad. ¡Dios le conserve su vida hasta ver planteado en una de sus casas este asilo de Caridad!

#### CAPITULO 47.

Ultimos apuntes cronolójicos de Gopacabana.

Los Padres Agustinos cuidaron de este Santuario por espacio de doscientos treinta v siete años; esto es, desde 1589 hasta 1826, en que empezaron a retirarse, por haberse dispuesto que solo secularizados podrian permanecer acá: algunos asi lo hicieron. y quedaron sirviendo como de Curas interinos; pero otros conservaron su hábito aunque espulsados del Convento y quedaron acá como de Sacerdotes particulares, por no separarse de la presencia de tan consoladora Madre, y algunos fueron a servir y a morir desconsolados lejos de esta Sion, fuera de esa sombra santa donde se habian asilado y donde habian pasado los primeros años de su vida relijiosa. Mas viendo el Jeneral Santa-Cruz que el culto decaia, pensó realzar el Santuario con otra corporacion mas respetable que los Agustinos. Púsose de acuerdo con el Sr. Obispo de la Paz D. José Maria Mendizabal, y despues de informes y consultas, decretó el 4 de noviembre de 1829, que se instituyese una Colejiata en Copacabana con cinco Beneficiarios, cuvas constituciones formó el mismo Illmo. Mendizabal, quedando con el deber de dar cuenta a la Santa Sede para la aprobacion canónica de esta ereccion. En virtud de ese decreto fueron nombrados

les cinco sujetes siguientes, el Sr. Dr. D. Juan José de la Dehesa por Cura y Preposito, el Dr. D. Mateo Gomez por Canónigo Maestre de Escuela, el Licenciado B. Agustin Sarmiento por Tesorero, el Dr. D. Rafael Salinas (actual Obispo de Cochabamba) por Racionero Colector, y el Licenciado D. Manuel Oña y Simbron por Hospedero. Por otro decreto de enero de 1830, se agregaron a la Colejiata un Sochantre y dos Capellanes, que tambien sirviesen de Ayudantes. Despues se fueron haciendo otros reglamentos para dar mas importancia al Santuario: pero a pesar de tan sabias medidas, no se obtuvo y quizás no se pidió la aprobacion pontificia, ni se tuvo la fortuna de conservar la buena armonia entre los Señores del Cabildo, algunos de los cuales fueron tambien promovidos a otros destinos; y la Colejiata fué decayendo, hasta que quedó solo el Sr. Sarmiento.

Entonces a principios del año 1842 el Gobierno del Jeneral Ballivian ordenó que se hiciesen cargo del Santuario los Padres Misioneros de la Paz, siendo nombrado Cura interino el R. P. Fr. José Comas. Y por desconfianza del mismo Gobierno, que recetó a diehos Padres adictos al Jeneral Santa-Cruz, que aspiraba volver a Bolivia, fueron removidos v sustituidos por el Sr. Cura de Santiago de Machaca, D. Julian Lopez Ballesteros, en diciembre de 1843. A este lo sostituyó en marzo del 44 el Sr. D. Manuel Enrique Jimenez, como Cura propio por concurso y colacion canónica. Sin embargo, por el Gobierno del Jeneral Belzu, de acuerdo con el Sr. Obispo D. Mariano Fernandez de Córdova, dicho Sr. Jimenez fué removido a Santiago de Guata, y sustituido por D. Juan Crisóstomo Laguna como Cura interino, en octubre de 1850, que era Cura propio de S. Andres de Machaca. Este Sr. Laguna estuvo hasta diciembre de 1851, en que, colacado el Sr. Jimenez de Canónigo en el coro de la Catedral de la Paz, despues de haber renunciado este curato, el Gobierno del Jeneral Belzu de acuerdo con el mismo Sr. Obispo Córdova, ordenó que fuesen otra vez al Santuario los Padres de Propaganda-Fide, siendo nombrado Cura interino el R. P. Fr. Miguel Francisco Cabót, que tomó posesion el 46 de diciembre de dicho año 1851; este Padre sué quien recdificó el Convento mientras venian los Relijiosos de Europa, que llegaron acá por setiembre de 4853. Y luego el 16 de octubre de este mismo año al Padre Cabót lo reemplazó el R. P. Fr. Rafael Sans, que actualmente sigue de Cura interino, que no sabe quien lo sucederá; pero si sabe que debe sujetar y sujeta todo lo escrito en esta historia a la correccion y censura de nuestra santa Madre la Iglesia católica, en cuya se vive y quiere morir.

LAUS DEO, EJUSQUE INMACULATE MATRI.



# INDICE DE LOS CAPITULOS.

|      |       | Part of the contract of the part of the pa |     |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ded  | icato | oria a los Señores Obispos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.  |
| Adv  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Cap. | . 4   | y 2. Isla y laguna de liticaca, su situación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.  |
| Cap. | . 3   | y 4. Ida de Topac Yupanque a Titicaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.  |
| Cap. | 5.    | . Cosas particulates de liticaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.  |
| Cap. | 6.    | . Etimolojia y otras particularidades de la Isla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.  |
| Cap. | 7.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.  |
| Cap. | . 8.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.0 |
|      |       | Inca, aparicion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. |
| Cap. | 9.    | Doncellas o virjenes dedicadas al sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. |
| Cap. |       | Mamaconas y modo de llevarlas al sacrificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14. |
| Cap. |       | Sacrificios primeros y sencillos del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16. |
| Cap. |       | Diferentes Dioses de estas jentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17. |
| Cap. |       | Procesiones y figuras de estos dioses, acá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18. |
| Cap. |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.0 |
|      |       | viajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19. |
|      | 45.   | De tres templos mas lamosos en el Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24. |
| Cap. | 16.   | Sacrificios de Topa Inca en esta isla Titicaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24. |
| Cap. | 17.   | Modo con que sacrificaban esas criaturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25. |
| Cap. | 18.   | Policía de Copacabana para el buen servicio del sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27. |
| Cap. |       | Isla de Coati y sus cosas notables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29. |
| Cap. | 20.   | Otras costumbres, entierros, desposorios, carre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31. |
| Can  | 0.1   | ras y premios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01. |
| cap. | 21.   | de los indios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35. |
| Can  | 99    | Abusos de los indios al edificar sus casas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41. |
| Cap. | 02    | Nuevo dios, nueva isla, nuevos sacrificios por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W1. |
| Cap. | 20.   | Guainacapac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42. |
| Can  | 94    | Pronósticos de la venida de los Españoles y de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24. |
| cap. | ~T.   | caida de los Incas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44. |
| Can. | 95.   | Etimologia de Copacabana y sus ídolos, con otro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| oup. | 200   | de Ilavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47. |
| Can. | 26.   | Raro documento en favor de los hijos de D. Cris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| •    |       | tohal Inga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50. |
| Can. | 27.   | Probable venida de un cristiano a estas tierras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53. |
| Cap. | 28.   | Se trata de la Santa Cruz de Carabuco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55. |
| Cap. | 29.   | Corroboracion de lo dicho sobre el Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57. |
| Cap. | 30.   | Ratificacion sobre el Santo y la Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60. |

|   |        |     | SEGUNDA PARTE.                                                                                    |            |
|---|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I | Cap.   | 1.  | Dignacion divina en elejir este lugar para San-                                                   |            |
| Į | A7     | 0   | tuario                                                                                            | 63.        |
| Į | Cap.   | 2.  | Orijen de la santa Imajen: oposicion                                                              | 64.        |
| I | Cap.   | ٥.  | Ensayos de Yupanqui, repulsa del Obispo, su venida a la Paz.                                      | 65.        |
| ļ | Cap.   | ħ.  | nida a la Paz                                                                                     | 69.        |
| ı | Cap.   | 5.  |                                                                                                   |            |
| ı |        |     |                                                                                                   | 71.        |
| - | Cap.   | 6.  | Documento original del escultor Yupanqui.                                                         | 75.        |
| I | Cap.   | 7.  | Proteccion de la Virjen de Copacabana a todo el                                                   | <b>*</b> • |
| Ì | Can    | - 0 | Perú                                                                                              | 78.        |
|   | Cap.   | 8.  | Milagro de la lluvia a lavor de los Anansavas                                                     | 81.        |
|   | Cap.   | 10. | Milagro de esta Vírjen con dos endemoniados Resucita la Vírjen a dos indias asesinadas por sus    | 02.        |
|   |        |     | maridos.                                                                                          | 85.        |
| 1 | Cap.   | 11. | maridos.<br>Divúlganse los milagros de esta Vírjen, que cau-                                      |            |
| l |        |     | san una alarma                                                                                    | 86.        |
|   |        |     | Venida de los Padres Agustinos a Copacabana.                                                      | 88.        |
|   | Cap.   |     |                                                                                                   | 90.        |
| Ì | Cap.   | 14. |                                                                                                   | 0.3        |
| ı | Cap.   | 15  | vertida, tres enfermos y dos ejegos mas curados.<br>Milagros de un mudo y dos tullidos aliviados. | 92.<br>93. |
|   | Cap.   |     | The transfer to the made to the made to the made to                                               | 3.).       |
| ı | - aupi |     | so, tres tullidos curados y un muerto resucitado.                                                 | 95.        |
|   | Cap.   | 17. | De dos ciegos, un quebrado y cien indios de Po-                                                   |            |
|   |        |     | tosi                                                                                              | 98.        |
|   | Cap.   | 18. | Siete milagros mas con enfermos y un niño re-                                                     |            |
|   | F      | 10  | Milagro de un cazador, de un Moqueguano y dos                                                     | 99.        |
|   | cap.   | 19. | Milagro de un cazador, de un Moqueguano y dos                                                     | 100        |
| ľ | Can    | 90  | mas.<br>Descubrimiento de unos ladrones de aca y de                                               | 102.       |
|   | oup.   | -0. | Potosi                                                                                            | 103.       |
| ľ | Cap.   | 21. | Potosí<br>Curacion de un Sacerdote, dos hidrópicos, dos tu-                                       | 100.       |
|   |        |     | Hidos y un poseso                                                                                 | 405.       |
|   | Cap.   |     | Milagro de la Virjen salvando a uno de un rio                                                     | 107.       |
| ı | Cap.   | 23. | Baro milagro de la Virjen con el tonto de la ca-                                                  |            |
| 1 | Cun    | 0.4 | dena de oro                                                                                       | 108.       |
| 1 | Cap.   | 24. | Milagro de la lluvia sacando a la santa Imajen .                                                  | 109.       |
|   | cap.   | 20. | Un ahorcado, tres estropeados por caballos y dos tullidos.                                        | 110        |
| 1 | Cap.   | 26. | De una ciega, un hinchado de Chucuito y un in-                                                    | 410.       |
|   |        |     | dio de Chile                                                                                      | 112.       |
|   |        |     |                                                                                                   |            |

| Cap. | 27.    | De un niño resucitado, una niña con gota coral y     |        |
|------|--------|------------------------------------------------------|--------|
|      |        | otros                                                | 113.   |
| Cap. | 28.    | Dos cartas contestadas por la Vîrjen con milagro:    |        |
| 1    |        | un dormido                                           | 415.   |
| Can. | 29.    | Un enfermo confesado, una niña resucitada, dos       |        |
| July |        | toreadores, y un quebrado                            | 118    |
| Can. | 30.    | De la ceniza volcánica, un resucitado, dos tulli-    |        |
|      | •••    | dos y el indio Uro curado e instruido por la Vírjen. | 120.   |
| Can. | 34.    | De una eiega, un derrumbado en una mina y            | 7      |
|      |        | y un tullido                                         | 123.   |
| Can. | 32.    | Salvamento de cinco indios de Potosí                 | 1251.  |
|      |        | Conversion milagrosa de un Doctor de Chuquisaca      | 126.   |
| 1    |        | Milagro de unos Misioneros navegantes                | 128.   |
|      |        | De un Relijioso asaltado en Combi                    | 130.   |
|      |        | Curacion de una Relijiosa de Burdeos                 | 432.   |
| 1    |        | Milagro del tullido sanado al volverse.              | 133.   |
| 3 .  |        | Una india apuñaleada por su marido, y una niña       | 100.   |
| Cap. | , 00,. | resucitada.                                          | 134    |
| Can  | 39     | Un niño caido en un injenio, un tullido, los in-     | 194.   |
| Gap. | 00.    | dios del andamio y otros                             | 436.   |
| Cap. | 4.1    |                                                      | 100.   |
| Lap, | A      | capilla mayor.                                       | 438    |
| Can  | 10     | Milagro del jugador, de la lámpara, del vino y de    |        |
| cap. | 4.4.   | un degollado.                                        | 141.   |
| Can  | 43     | Virtud, aspecto, y adornos de la santa Imajen .      | 443    |
| , -  |        | Construcccion, forma y adornos interiores de la:     | 740.   |
| Cap. | 44.    | Iglesia.                                             | 146.   |
| Con  | to!!   | Sacristia y Camarin.                                 | 150.   |
|      |        | Exterior de la Iglesia, Comenterio, Convento,        | 1490.5 |
| Cap. | 40.    | Beaterio, Hospederias                                | 150    |
| Can  | 1      |                                                      |        |
| Cap. | 4.1.   | Últimos apuntes cronolójicos de Copacabana           | 100.   |







